## EL DOMINE LUCAS.

## DE DON JOSEPH DE CANIZARES.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. C

D. Lucas , Estudiante. Dona Melchora. D. Pedro , Viejo. Doña Leonor , su hija.

D. Enrique. D. Antonio.

Taloveron. Un Letrado. Juana. Un Golilla. Florela. Cartapacio.

\*\*\*

## JORNADA PRIMERA.

Salen D. Antonio Pacheco de Soldado bizarro, D. Enrique de golilla, y Talave-

ron de Lacayo. Ant. TTive Christo, Don Enrique, V que si dais en ese tema, me he ahorcar de una encina. Enr. Don Antonio, yo quisiera saber de vos como se ama, sin que el corazon lo sepa. Talav. Amando por diversion, que el que es (aunque hombre)tan besque por mugeres se mata, (tia, merece:: Enr. Qué? Talav. Que se muera. Ant. Dice bien Talaveron: Hombre, ó demonio, en qué piensas? Las mugeres todas, son enganifas de la idéa: nuestros desvelos nos pagan

en el precio que nos cuestan. No, amigo, que la mas fina tiene una rara moneda, que quando la dice, es oro, que quando la llora, es perlas, que quando la escribe, es plata, y es cobre, quando la trueca, pues es fuerza hacerla quartos,

para cumplir con ochenta. Talav. El Evangelio es de amor. Enr. Don Antonio, la franqueza de vuestro genio aumentada con la libercad que engendra la campaña, os dá ese humor, incapaz de que en él quepan, ni reflexiones amantes, ni desveladas empresas. Yo, que adoro una hermosura. y con mi pasion apenas la mereci compasiva, quando ya la lloro agena, muy de otra suerte discurro.

Ant. Valgame Dios, qué ternezal es lastima que no llores, y esa dama no te vea hacer pucheros con barbas para que con eso fuera mas alta tu boberia, y mas fina su sobervia.

Talav. Ver a un Barbon hacer mimos, es cosa que desespera.

Ant. Pero permitidme, amigo, que pueda pedirte cuenta de aquel tu pasado amor con cierta Madamisela,

que servisteis en Amberes, que despues de otra novela de amor, que tambien (tambien no somos acá de piedra) te referiré el suceso: y comerciadas tus penas con mis glorias, lograrémos divertirlas con saberlas. Talav. Aqui me huele á Romance. Enr. Escucha, amigo, y no creas, que siente con pocas causas el que padece con estas. Hijos de Madrid nacimos los dos, y en nuestras primeras infancias, por el ecfecto, que el trato comun engendra, tan amigos, tan hermanos, que el deudo que á la fé nuestra no le concedió la sangre, le obró la correspondencia; que el verdadero pariente, si sabe serlo de veras, es el amigo: pues poco importa que no lo sea, si quien siente lo que siento, y en mis bienes se interesa, aunque no tiene mi sangre, tiene los efectos de ella. De Madrid, pues, por influxos de inclinaciones diversas partimos el rumbo entrambos, vos á estudiar en la guerra, vo à lidiar en los estudios: en cuya sutil palestra, apenas con la ambicion de cenirme las esentas ramas del furor de Apolo, me di al uso de las Ciencias, quando á mi Padre, que en Flandes de Amberes la Fortaleza gobernaba, un accidente asalto con tanta fuerza, que sin que le diese el tiempo lugar à mas diligencia que á morir, rindió á la parca su noble vida, tan llena de militares aplausos,

que no poco en sus empresas embarazó de la fama, ya las plumas, ya las lenguas. Fue preciso hiciesen pausas mis estudios con tal nueva. siendo el único hijo suyo; y aventurando mi hacienda, si á Flandes no me partía, hícelo con tanta priesa, que logré quanto anhelaba, y aun lo que menos quisiera. O, Cielos, quánto el acaso de los desvelos se venga! quánto de las prevenciones se burlan las contingencias! Un dia, ya fenecidas de Amberes las dependencias, que pensando en mi partida, salí á la hermosa ribera de un Rio, que á sus murallas bate con bombas de perlas, despues de haber dilatado vista, y planta en su alhagueña entretexida espesura, cuya enredada maleza, ó tarde, ó nunca la entrada á un rayo del Sol dispensa, a tiempo que ya la tarde con la noticia primera del abance de las sombras, del tropél de las tinieblas, en retaguardia del Sol iba tan en fuga puesta, que sin poder en el grueso de sus luces recogerlas, se iba dexando en poder de la noche las Estrellas traidoramente cautivas, docilmente prisioneras, un dulce alhagueño acento escuché, cuyas postreras sílabas entre las voces de un blando instrumento envueltas, eran prision harmonicsa de fuentes, de aves, y fieras. Bien pudieran persuadirme, a no saber quanto mienta

la antigüedad fabulosa plantas mudas, y ondas quietas, vientos, y flores absortas, que alguna incauta Syrena, ó Driade de aquel bosque, ó de aquel golfo Nereida, eligiendo aquella muda soledad, juzgaba en ella, de algun Semidios zelosa, verter en dulces endechas sonoro tósigo al ayre, dulce veneno á la selva; pues para serlo bastaba, que aun ecos de zelos fueran. Pero me desengaño ver á mis ojos expuesta, apenas de unos jarales dí al rudo teson la vuelta, una placentera tropa de hermosas Madamiselas, y entre ellas una, que dando alma á un laud, de sus cuerdas iba el oro bullicioso salpicando de azucenas. Todas á un tiempo pudieron en afable competencia suspenderme: pero como aun la mas hermosa dexa, bien que los ojos cautive, franca la segunda puerta, que es la del oido, presto la libertad halla senda para salir; y mas quando este sentido no cesa de influir con desengaños, de llamar con influencias. Pero como la tirana hermosa enemiga bella del corazon, con su acento á la cláusula primera del oido me cogió, no encontró despues, al verla, camino para la fuga la libertad; antes presa, de dos iguales impulsos el cuello dió á dos cadenas, aunque qualquiera sobraba;

pues como triunfar aprenda, donde hay beldad, que mas voz? donde hay voz, qué mas belleza? Rendido á tan noble objeto, cobrandome en mi suspensa admiracion, al estilo del País, la reverencia les hice, á que todas juntas correspondieron atentas, á tiempo que de su gente instadas, la estancia amena trocaron por las carrozas: que las seguí, ya se dexa entender; que por criadas, villetes, y estratagemas á saber llegó mi amor Cintia (aqueste nombre tenga por disfráz de mi respeto,) dicho está; y solo me resta encarecer quan aprisa en amorosas empresas penas á glorias se cambian, bienes por males se truecan; pues apenas obligada la tuve, quindo á sus puertas, con otro galán, que acaso de mi con infiel cautela encubria; cierta noche reni una cruel pendencia. Fue á tiempo que mi partida me instaba: con que el creerla traidora á mi amor, el lance referido, y la funesta noticia de una criada, que me contó que no era yo solo de Cintia amante, me hizo abreviar mi dispuesta jornada, y aborreciendo las libertades Flamencas, dar al olvido su amor. Pero qué importa, si apenas á Salamanca volví, quando al ver su primer flecha burlada el ciego traidor, un segundo harpón me asesta; como quien dice: No importa, que no haga caso de aquella,

A 2

4

que como me queden armas, aun mas victorias me quedan. De Don Pedro de Chinchilla, Caballero cuyas prendas toda Castilla encarece, la esposa murio, y la deuda de Caballero me hizo, que con todos concurriera á la piadosa funcion de sus honrosas exegnias, y al pésame acostumbrado: Que concediese fue fuerza Leonor, hermosa hija suya, su vista: no á encarecerla con hyperboles aspiro: solo dire, que si fuera tan hermosisimo el luto, con que la noche lamenta la falta del Sol, sobraba de la Aurora la asistencia, y el bello incendio del dia; ahora notad por las señas, la que alumbraba con sombras, con esplendores, qué hiciera? Solo se, que si alla el gozo me suspendio, aqui la pena me traxo: si allá harmonías me cautivaron, tristezas me aprisionaron aca; si en una el canto me eleva, en otra el llanto me mueve. O amor! qué habra que no sea materia para tus triunfos, si ya sea gusto, o ya quexa, ya placer, ó ya dolor, ya jubilos, o ya endechas, todo sirve á tu deidad, todo á tu poder obsequia? Con que mal podrá eximirse de tu esclavitud quien sepa, que en qualquier afecto vives, y es fuerza que en todos venzas. Desde que á Leonor miré, dí en servirla, y merecerla alguna atencion, que aun hoy á mi cariño conserva. Tuvo Don Pedro su padre

un sobrino en las Escuelas de Salamanca, á quien llaman Don Lucas, que en la aspereza criado de la Montaña, que como Patria qualquiera, discretos, y necios cria, no hay humana diligencia, que baste á hacer que cultive tanta natural rudeza. Es tan necio como vano, y en el uso de las letras incapaz, pues ha seis años, que estudiando se desvela, y ni aun Gramatica sabe. Con este, por conveniencias de mi amor, trabé amistad muy grande, antes que viniera Leonor á Madrid, adonde siguiendo las dependiencias de un gran Mayorazgo suyo Don Pedro está; y de manera su aplicacion ha logrado, que con sus crecidas rentas un Título comprar quiere, con él formando, y con ellas el dote á Leonor, bien como su principal heredera. Pero esto es con la pension cruel de que porque sea la linea de los Chinchillas del Mayorazgo cabeza, á su hija con su sobrino casar quiere; y con la idea de esta sinrazon, en casa al tal Don Lucas hospeda, bien que en quarto separado, no obstante la resistencia de Leonor, que por no verse en las manos de una fiera, Título, y dote gustosa cede en su hermana pequeña Doña Melchora, con quien escasa naturaleza en quanto al entendimiento, la mayor verdad la niega. Ahora juzgad, Don Antonio, las lineas á un centro vueltas,

los escarmientos de Flandes, de España las contingencias, iras, sustos, ansias, zelos, pesares, angustias, quexas, sinrazones, sobresaltos, si es forzoso que me tengan mal seguro de mi suerte, bien quexoso de mi estrella. Ant. Con razon encarecisteis las esquisitas novelas de vuestra vida, y en todas os pareceis de manera á mí, que no hay circunstancia en que entre si no convengan. Dama tuve yo en Amberes, pero con gran diferencia entre vos, y yo; pues aunque reni mil veces por ella, jamás un favor logré; que en queriendo yo de veras á una muger, al instante se me rebiste de peña, se me espirita de escollo, y no hay diablos que la venzan. Pero esa Doña Melchora, hermana de Leonor bella, no está tambien en Madrid? Enr. Claro está. de su mano: habrá dos meses, que saliendo de una Iglesia con su hermana, la hice gestos,

Ant. Pues Dios nos tenga la seguí, y la tengo hecha una lastima por mí.

Enr. Qué decis? Ant. Hablo de veras. Talav. Me parece que á los dos no se os escapa frutera

á quien no le hagais terrero. Ant. Pero, hombre, es la mayor bestia, que he conocido en mi vida. Asi la hallé á la primera docil á mi amor, que siempre todo lo que me rebienta es lo que se anda trás mí.

Talav. No es muy mala ropa aquella de aquel coche. Ant. Siempre suelen venir los dias de Fiesta

á Misa á los Recoletos algunas carillas buenas. Enr. Por el corto brujuleo, que las cortinas inquietas al soplo del ayre forman, algo percibir se dexa no desagradable. Ant. A Dios; mas que el Cochero las vuelca!

Enr. Remolinadas las guias, que deben de ser muletas, tuercen el juego. Talav. Ya acude el escudero que llevan á enderezarlas. Ant. Que importa, si no alcanzando á las riendas, se burlan de él? Enr. Acudamos. Cart. Aguarda, Toribio. Voz. Espera,

picaro. Melch. Cielos, piedad. Leon. No habrá quien nos favorezca? Talav. Cayó el coche, pero átiempo, que mi amo y su amigo llegan, sosteniendole, á sacar

la gente que dentro encierra. Sale Cartapacio, y dice: Señores, habráse visto mas solemne desverguenza, que la de este verderon, que gritandole hora y media, sobre que ázia el pectoral les restringiese las riendas, no quisiese? Ello no hay hombre, que observe sus incumbencias.

Talav. Qué es eso, amigo? Cart. No es nada, un enjambre de cabezas, que se han roto en aquel coche, y se está con esa flema vuesarcé?

Saca Don Antonio á Doña Melchora en brazos, que trae una perra grande, y ella con unos rizos descompasados, collar gordo, y vaeltas.

Ant. Trocad, señora, que miro! las azucenas de vuestro rostro, al purpureo clavel, que en su espacio reyna, que ya estais libre. Melch. Ay Senor! que no sé yo como pueda,

ni trocar, ni destrocar, porque ni viva, ni muerta estoy tan de estotro modo, que estoy de qualquier manera. Yo os agradezco el socorro, no solo por mí, que aun esa es la menor circunstancia, sino es por ver mi Marquesa libre de::- pero qué veo?

Saca Don Enrique á Doña Leonor.

Enr. No Athlante se desvanezca de que en sus hombros el Cielo. divina Leonor, mantenga, quando yo á Cielo mejor logro con débiles fuerzas sostener. Leon. Solo un acaso, Enrique mio, pudiera conseguirme esta fortuna.

Talav. Semidiosa de la legua, vuelve en ti. Juana. No solo en mi volveré, sino en qualquiera, por lo bien que me está.

Cart. Digo, tambien hay para una puerca su pasico de desmayo?

Talav. Y quien al purichinela le llama aqui? Cart. Usted perdone, que esto es una impertinencia.

Ant. Es posible que á mi amor le ha de costar el que os vea todo este susto? Melch. Yo os tengo un amor como una bestia; pero tan desaguellada me siento con una ausencia, que á no estarme divertida en hacer unas muñecas, y en baylar lo mas del tiempo, yo, Juana y la cocinera, ya nos hubieramos muerto.

Ant. Yo os estimo la fineza, que à un amor de zarambeque con un pandero se premia.

Melch. Ellas, y yo (ya se sabe) pasamos de esta manera, porque en casa ellas, y yo

es lo mismo que yo, y ellas. Ant. Mal haya tu entendimiento: habrá hombre, que de una necia pueda gustar? Leon. Hoy habemos recibido una Flamenca por criada, á quien conduxo un Mercader de su fierra conocido de mi padre, y dicen, que entre las prendas que tiene, en la de cantar es divinamente diestra. Yo haré que Juana te espere esta noche, y quando sea ocasion de que á mi quarto entres, la voz es la seña que ha de avisarte; pues como te he dicho veces diversas, aunque aventure (ay Enrique!) opinion, vida, y hacienda, tu solo has de ser mi dueño. Enr. Esa constancia me alienta. Leon. Y ahora, pues es reparable detenernos mas en esta publicidad: Cartapacio? Cart. Señora. Leon. Que dé la vuelta Toribio. Cart. Ah Papagayon, desfilate á la derecha. Ant. Hasta tomar la carroza,

el iros sirviendo es deuda. Melch. Pues llevadme esta perrita, y no la apreteis, que es tierna

de pecho, y vomitará. Ant. Cierto que la alhaja es bella. Melch. Hoy ha almorzado dos libras de huevos de faldriquera, y está muertecita de hambre.

Enr. Quándo otra dicha como esta lograré yo? Leon. Don Enrique, no hay mal que por bien no venga.

Enr. Si ha de costarte un peligro, mejor me estoy con mi pena. Cart. Demasiadas cortesías

son las de estos dos babiecas. Talav. Ven, hija. Juana. Vamos, querido. Cart. Ah picara, que galera

tan bien empleada!

Entranse puestas las manos en los brazos de los galanes las damas, y los Graciosos dadas las manos, y sale de golpe Don Lucas, que al verlos se suspende.

Al paño Lucas. Si habrá
quedado Misa en la Iglesia?
Pero qué miro! Cart. Las tres
ván como unas tres Princesas.
Lucas. Doña Leonor no es la otra?
Doña Melchora no es esta?
ellas son por las espaldas,
mas por detrás no son ellas.
Cart. Iréme quedando atrás,
que tengo una diligencia
que hacer en las Tabernillas.
Lucas. Habrá mayor desverguenza?

Muger, que para mi esposa en infusion de sí mesma estuvo en la primer mente del padre del que la engendra, anda en estos arrumacos? Lucas, hemosla hecho buena: y este maldito espantajo á qué demonios la suelta sobre su palabra? Digo.

Cart. Jesu-Chisto! quién me tienta?

Luc Yo, picaro, que te vengo á pedir de mi honra cuentas.

Cart. Yo, señor, si::- Luc. No se turbe.

Cart. Quando pude::- Luc. Echalo fuera.

Cart. Si el cochero::- Luc. No me mas
Cart. Fue el culpado. (que.

Luc. De qué tiemblas?

Cart. Es que el coche, las señoras,
el cochero, la volteta,
los hombres, y no hablaré
palabra, si usted se acerca,
que estoy perdido de miedo.

Luc. A Dios honra Montanesa, no queda mi Executoria para papeles de especias.

Cart. Señor, el coche venía delante de la trasera, mas aciacá de las mulas sobre la viga maestra.

Luc. Pues donde habia de venir?

cart. Comenzóse una reyerta entre la zayna, y la roja: yo, que olí la morisqueta, hice señas á Toribio, que el flagelo introduxera á la parte Occidental.

Luc. Ahora me latinéa? maldita sea tu alma.

Cart. No me entendió: dió la vuelta, cayó el coche, tus dos primas saltaron, sin ser terceras, en los brazos de dos hombres, que se hallaron alli cerca.

Luc. De dos hombres?

Cart. De dos hombres.

Luc. Ahí es preciso que hubiera,
para desembanastarlas,
ó de mano, ó de cabeza

fuerza, asidero, y tiraron?

Cart. Abrazaronlas por fuerza
para sacarlas. Luc. Qué dices?

Cart. Fue indispensable indecencia. Luc. Caiga sobre mi un Vizconde con toda su parentela.

Melchora, á quien entre dientes tengo una aficion horrenda; Leonor, en quien la pecunia me tira, que me desuella; la una hacienda de mi amor, y la otra amor de su hacienda, maniestiradas de hombres? Qué dirá el Valle de Ruesga, adonde se trae la honra colgada como venera?

Cart. Alli vuelven los dos hombres. Luc. Los de la pasada gresca? Cart. Ellos mismos. Luc. Pues querido, aqui de tus habilencias.

No soy tu Domine? Cart. Ad natum. Luc. No eres mi famulo? Cart. Etiam. Luc. Te toca mi honor? Cart. Ad intra. Luc. Te tañe mi enojo? Cart. Ad extra. Luc. Pues dame esa daga. Cart. Ad quid? Luc. Ad quid? A lograr que mueran

los que mi amor despachurran. Cart. Señor, tu piedad inmensa á este hombre precipitado

con sus auxillos detenga. Salen Don Enrique, y Don Antonio. Luc. Esto ha de ser. Enr. Hasta tanto, que de vista se perdieran, no quise dexar el coche. Ant. Gran dicha ha sido la nuestra. Luc. Cartapacio? Cart. Señor mio? Luc. Por dicha, has sido en tu tierra Barbero? Cart. Por qué? Luc. Porque adonde cae me dixeras la tetilla en las espaldas. Cart. Señor, pillale la arteria capital, mas arribita del sofago, y por mi cuenta. Enr. Por aqui: pero qué veo! Luc. Hombre, átu Dios te encomienda: pero qué miro! Enr. Don Lucas? Luc. Don Enrique? abraza apriesa, hijo de mi corazon: Jesus! si no dás las vuelta tan apriesa, en un hijar te he abierto una faldriquera. Enr. Por qué? Ant. Qué estraña figura! Talav. Longaniza de vayeta parece el hombre. Luc. Por qué me pregunta? usted me juega con mi novia. Enr. Cómo? Luc. Tomandola acuestas. Enr. Yo solo sé, que dos damas ví peligrar ::- Luc. Cantaleta. Enr. Y á fuer de ser Caballero::-Luc. Fue usted á retozar con ellas. Enr. Yo? qué decis retozar? Luc. Ya sé vuestras mañas viejas, que en viendo mozas se os ponen los ojos como linternas; pero no se me dá nada, que antes me viene de perlas la ocasion, porque en la novia quiero hacer cierta experiencia, y de vos me he de valer. Ant. El Don Lucas es gran bestia. ap. Enr. Ya sabeis, que por la antigua generosa amistad nuestra os debo servir. Luc. Acoto: y oidme en Dios, y en conciencia.

tengo una bonita hacienda. (á Dios gracias) que un Abuelo mi deudo, por linea recta, fundó ciento y dos mil años antes que Christo naciera. Ant. Antiguo blason! Luc. Dexome con calidad esta renta, de que entre á gozarla vo desde el dia que me muera. Enr. Desde que os murais? pues muerto de qué os sirve? Luc. Tengan cuenta: pues cómo quereis que mande, que viva un hombre con ella, si es hacienda de Montaña, que hincha, pero no sustenta? Enr. Pues quanto es? Luc. Doce ducados. y tiene un censo de treinta. Cart. Digame usted, no es mi amo discreto de quatro suelas? Enr. Vamos al caso, Don Lucas. Luc. El caso es, que mi nobleza tan antigua, que á diez millas huele á lo rancio que apesta, no permite que me entregue todo entero á quien no sepa, que es muger tan recatada, tan mirada, tan atenta, tan noble, y tan tarantan. Enr. Qué es tarantan? Luc. Es discreta frase, con que me explico, dando á entender que quisiera muger que no se asustára de caxas, ni de trompetas. Enr. Y eso á qué viene? Luc. A que no le hagan ruido las ternezas de otro, casada conmigo, y me ponga esta mollera como el Monte de Torozos. Enr. Quien tal ignorancia piensal Luc. Quien sabe, que Calderon dice en la quinta Comedia, hablando de las mugeres, que no hay alhaja que sea tan buena como la mala, tan mala como la buena. Talav. Al reves me la vesti. Luce

Enr. Proponed. Luc. Yo en la Montaña

Luc. Y asi, la que está en conserva para mí, en el natural ha de ser de una jalea. Enr. No es Doña Leonor Chinchilla? Luc. Esa propia, y desde aquesta mismisima hora, usted la ha de galantear. Enr. Qué intentas, hombre? Luc. Saber, señor mio, de la pata que cojea. Si ella al continuo combate se tiene tiesa, que tiesa, merece en mi un Montanés con todas las incidencias de Executoria, y de sangre; si se ablanda como breva, con un Escudero mio le sobra mucho á la puerca. Para lograr este aquel, os dá lugar, y licencia el ser mi amigo, y poder entrar á verme, y á verla. De todo quanto pasare, de la forma que suceda, me avisareis, y con eso se amansará mi conciencia, que ha dias que mi discurso daba en esta sutileza. Y pues que cosas tan cosas, que á ser cosi cosas llegan, si apriesamente se rumian, mente despacio se piensan: idme á ver presto, que á casa voy á esperar la respuesta. Cart. Disparose, los demonios que le dén pique. Enr. Ay tan necia proposicion! Ant. Hombre, ó diablo, pues tal ocasion no acetas? Si el propio que te compite te hace espalda, dá por hecha tu fortuna, y á este bruto dale papilla. Talav. Quién yerra esa elecion? Enr. Decis bien; y pues asi que anochezca estoy de Leonor citado, un tono siendo la seña: venido vase,

Ant. Vamos, que tambien á mí mi tonta me espera. vase. Talay. Quiera Dios que pare en bien, tanto como el diablo enreda. vase. Sale Florela vestida á lo Flamenco con luz, que la pone encima de un bufete. Canta. Flor. Ahora, que á solas podemos los dos, &c. Sale Don Pedro Chinchilla de Letrado.

Ped. Qué bien canta esta muger! Florela. Flor. Senor? Ped. Por raras contingencias apelastes al amparo de mi casa: hija de Amberes naciste de una ilustrisima Dama, y un Caballero Español, no sé que amante desgracia de amor á España te traxo; pero una vez en España, y en mi poder, te recuso esa tristeza ordinaria, pues quando de propio motu contestando á la demanda tuya, y de Octavio, te admito con mis hijas, eso basta por lo favorable, y por lo que resulta de la causa, á que estés muy satisfecha.

Flor. Y á que rendida á esas plantas os reconozca por puerto de la deshecha borrasca de mi vida. Ped. La Flamença tiene muchisima gracia; mas qué fuera que Cupido, no obstante mi edad, tratára de hacer entre mis afectos tan semiplena probanza de inclinacion, que perdiese del alvedrio la sala, mi libertad en tenuta? Pero á bien, que Sanchez trata de matrimonio, y con él Barroso, Olea, y Diana, y lo que es la propiedad no le ha de salir barata. Florela, á Dios, que ya vuelvo. vase. Flore

TO Flor. Esto solo le faltaba á mi dolor, que en veneno se convierta la triaca, y este anciano, á quien mi amparo la estrella enemiga encarga, en mi contrario se mude: Ay Enrique! quien juzgára, que yo ::-Salen Doña Melchora, y Juana con mantos. Melch. Florela? Flor. Senora? Melch. Ya ha media hora mi hermana se desganita por tí. Flor. Iré à ver lo que me manda. vase. Juana. Como sea cantar, que es sola de esta friota la gracia, irá en un pie. Melch. Pues mi padre está fuera, y no está en casa, dile á Don Antonio que entre, ya que por la puerta falsa le embocaste acá. Sale Ant. No tiene que ir á conducirme Juana, · que yo Salamandra activa al incendio de tu llama me adelanté. Melch. Qué decis? que viva yo en Salamanca? pues qué embarazo en Madrid? pues qué teneis otra Dama? pues qué me quereis dexar? Juana. Mi señora es insensata. Ant. No adelanteis groserias, que no caben en quien ama. Melch. Bien me pagais el tener una gran cosa pensada, que deciros de mi amor. Ant. Décid, que mi fé la aguarda. Melch. Pues, querido Don Antonio de mi vida, y de mi almas el arbolito que vuela, el pajarillo que pára, el pececito que ruge, la fierecita que canta, todos en comparacion de tu persona gallarda son, son, son: Valgate Dios!

ahora una cosilla entraba,

que si me acordára de ella. de pura risa lloraras, porque arbol, pajaro, pez, y fiera, todo paraba en decir que sí, que no, torna, vuelve, toma, y daca. Juana. No se puede decir mas. Ant. Habrá necedad mas crasa! Esta muger pareciera mucho mejor si callara. Dent. Luc. Juana, alumbra. Melch. Este es Don Lucas. Ant. Pleguete Christo con mi alma! qué hemos de hacer? Juana. En mi quarto te entraré, mientras que él entra al suyo. Ant. Oyes, por tu vida que no hagas, que me quede por las costas. Entrase D. Antonio en el aposento del lado izquierdo, y por el otro salen Cartapacio, y D. Lucas, que trae un bulto debaxo la capa. Luc. Melchora? Melch. Don Lucas? Luc. Gracias al Gallo de Pasion, que te hallo sola, y sin mozas para expresarte mi afecto. Ant. Qué oigo, Cielos! Cart. Dile, acaba lo que quisieres, que yo estaré aqui de atalaya. Luo. Hija, ya tu sabes que eres por tu hermosura, y tu gala, y tu discrecion, la flecha que mas me como se llama. Melch. Ya sé yo que tu me tienes un amor como unas natas. Luc. Pues porque mi amor conozcas, oy pasando por la plaza, no obstante las reverencias de todas mis zarandajas, te compré estas dos gallinas, para que almuerces manana: tonsalas por vida tuya. Ant. Vive Dios que la regala, y ella lo admite! Luc. El misterio de amor, y gallina calla

De Don Jo
mucho mas de lo que dice;
pues significa en substancia,
que en esta accion mi fineza
queda harto cacareada.

Cart. Y que emplumado el carrillo
cobra en tu favor mas alas.

Zuc. Lo que te encargo por Dios,
y su Madre Sacro-Santa,

y su Madre Sacro-Santa,
es, que Juana, ni Florela,
ni tu Padre, ni tu hermana
las vean, porque descubren
de miche á meche la maula
de nuestro afecto. Melch. Pues yo
no tengo donde guardarlas.

Luc. No? pues como yo las traigo en la pretina colgadas, no puedes ponerlas entre ese manto rebujadas?

Melch. Dices bien por vida mia, ayudame tu á liarlas.

Luc. Cómo que ayude? no san favores para panarras.

Cart. Pues no serán para usted. Sale Leonor. Melchora?

Melch. Ay Virgen soberana!
que me las vé: San Anton,
ciegala. Leon. Qué tienes? habla:
y vos, Don Lucas, qué haceis
con Melchora aqui? Luc. Yo estaba
diciendo que sí. A Dios:
fuéronseme las palabras.

Leon. Qué bulto, Melchora, es ese que te hace las espaldas?

Melch. Me ha salido una corcoba:

Callen las descomulgadas.

Leon. Pues las corcobas no grunen.

Melch. No hay quien por música canta?

Pues por que no puedo yo
por brazos, ó por garganta
grunir lo que yo quisiere?

Leo. Dime que tienes. Melc. No es nada: Don Lucas te lo dirá. vase.

Leon. Don Lucas, qué es esto? en qué anda Melchora?

Luc. En qué anda? en las piernas, si es que las tienen las Damas. Vive Dios, que tal pregunta no se hiciera en la Montaña. vase.

Leon. Cartapacio. Cart. Usted discurra,
que yo no respondo á nada,
que en materias de secreto

soy un escollo con calzas. Al paño Ant. Todos se ván, y no veo por donde escapar. Leon. Si el ansia con que espero á Don Enrique, me permitiera apurarla, yo descifrára este enigmi; pero quando á la ventana dexo á Florela à que cante, que es la seña concertada, antes les debo estimar, que de este sitio se vayan. Don Lucas se entró en su quarto, Melchora con las criadas, que es su costumbre, estara; abierta la puerta falsa á Enrique el paso le ofrece. O quanto Florela tarda en decir para que logre la suerte à que aspira el alma! Cant. Flor. Servia en Orán al Rey

Cant. Flor. Servia en Orán al Run Español con dos lanzas, y con el alma, y la vida á una gallarda Africana.

Salen por mano izquierda Talaveron, y Don Enrique con espadas, y broqueles.

Enr. Esta es la seña. Tal. Sabrás á qué hora nos descalabran?

Leon. Don Enrique? Enr. Leonor bella?

Ant. Ya esto está mejor que estaba.

Leon. Con quanto susto mi afecto entre impaciencias te aguarda!

Enr. Como en casa tienes dueño, que sacrifique á tus aras debidas adoraciones, temí fuese la tardanza ese motivo. Leon. Ay, Enrique, quan de confiado hablas!

Ant. Yo llego; pues á los dos no importa, para que salga, que me descubra.

B 2

Sa-

Saca la cabeza embozado Don Antonio, velo D. Enrique á tiempo que se vá á desembozar, y mata la luz.

Enr. Qué miro! un hombre está allí. Ah tirana! Ant. Yo soy; mas valgame el Cielo! maté la luz. Leon. Tente, aguarda,

Don Enrique. Tal. Volaverunt. Enr. Hombre, ilusion, ó fantasma, prueba el azero conmigo.

Ant. Bueno estoy yo si me embasa, sin conocerme, mi amigo.
En todo caso la espada por delante: Don Enrique.

Talav. Qué Don Enrique, ó que aca?

Enr. Que mi saña no te encuentre.

Ant. Si alcanzo una cuchillada por galantear una tonta, estoy como en una caxa. Leon. Florela, trae una luz.

Talav. Ya se alborota la casa.
Golpes à la puerta de mano derecha.

Dentro Luc. Qué ruido es aquel? Dentro Ped. Yo soy:

no hay un diablo que me abra?

Enr. Gran confusion! Ant. Fiero empeño!

Sale Florela con luz.

Flor. Ya está aqui, como me encargas, la luz; pero ay de mí triste!

Leon. No te espantes, llega, acaba.

Enr. Qué miro! Ant. Qué veo!

Flor. No quieres que me asombre mi desgracia repetida?

esos dos hombres
son, señora, los que causan mi desventura. Leon. Qué dices?

Flor. Que son los dos que en mi patria me quisieron, que es el uno de quien vivo enamorada, y á quien aborrezco el otro; y sin duda que en tu casa me buscan ambos, y así mi vida, señora, ampara, que yo sin alma, sin voz, sin aliento, sin palabras, sin discurso, aun movimiento

para la fuga me falta.

Vase dexando caer la luz.

Talav. Otra vez voló la luz.

Ped. Estais dormidos, canalla?

Enr. Florela en Madrid, pesares?

Ant. Dichas, Florela en España?

Leon. Sin saber que me sucede,

sustos, y zelos me matan.

Ant. Hallé el primer escondite.

Luc. Aqui es el rumor: abanza,

Enr. D. Lucas? Luc. Buena entruchada!

pues vos con Leonor, y á obscuras?

qué haceis dentro de mi casa?

Enr. Yo no sé que le responda. ap.

Leon. Ah traydor, qué mal me pagas!

Luc. Hablad, ó por Jesu Christo,

Cartapacio; mas qué miro? Saca luxi

que os descosa media panza.

Cart. Dios te tenga de su mano.

Enr. Esto es poneros en planta

vuestra intencion, y venía

de la materia tratada

hoy entre los dos á daros

respuesta. Luc. Pues es cebada

Sale Ped. En fin,
hasta que rompí la aldaba
no se os hicieron notorias
mis coces, ni mis patadas.
Mas quien está aqui? Luc. Un amigo.

que se descabeza?

Ped. A quien busca? Luc. A un camarada. Ped. Es á mi? Luc. O á la sortija. Ped. Cosa es que pide probanza por ser la hora exquisita. Luc. Trate de picarse si le rasca, que esto no le toca al viejo. Caballero, usted se vaya.

Enr. Estando aqui Don Antonio, fuera en mi amistad infamia no sacarle á todo trance.

Sale corriendo trás las gallinas Melchora.

Melch. Pitas, pitas: ay que saltan! ay que se ván! Luc. Tome usted estotra con la embajada que sale ahora. Ped. Melchorica, qué es esto? Melch. Padre de mi alma,

que he comprado estas gallinas, y no quiero que se vayan. Cart. Os agni. Juana. Qué boberia! Ped. Pues otorga la fianza Don Lucas, ya os podeis ir. Enr. No me voy hasta que salga una persona, que está en aquel quarto encerrada. Leon, Librar quiere á Don Antonio, y en mi opinion no repara. Ped. Don Lucas, quien está alli? Luc. Qué sé yo. Al paño D. Antonio vestido de muger con guardapies verde, y mantilla. Ant. Ya hallé una traza para escaparme famosa: pues como es de la criada este quarto, una mantilla, y un guardapies en su cama he visto, y me le he vestido. Juana. Señores, tal zalagarda en qué parará? Ped. Don Lucas, qué decis? Luc. Que es patarata, qué en este quarto no hay nadie. Sale Don Antonio, y dá un pellizco á Don Lucas al pasar muy de priesa. Ant. Cómo que no? esto esperaba yo á ver: picaro, alevoso, ya verás lo que te pasa. Luc. Muger de dos mil demonios, tienes dedos, ó tenazas? Tod. Qué es esto? Luc. Pues yo qué sé? Enr. Ahora está bien que me vaya. Talav. Don Antonio la logró. Ped. Bueno por cierto; encerradas me teneis pelendusquitas? Luc. Yo dusquitas? ni peladas, plegue á Christo. Ped. Bien, Don Lucas, ya por indecencia tanta queda desde oy la sentencia \_ de casamiento anulada. Luc. Leonor, por la Cruz de Dios::-

Leon. Buena estoy yo para gracias. vase.

Juana. Pues qué teneis cataratas? vase.

Luc. Juana, si yo vi muger::-

Luc. Cartapacio, ya tu sabes

mi ignorancia. Cart. Es una infamia, que se te atribuya un hecho de tan viles circunstancias. Luc. Melchora? Melch. Qué es 10 que quire? Luc. Si yo::-Melch. No me hable palabra. Luc. Entré, muger ::-Melch. Yo la vi, y tenía barbas por señas. Luc. No digas tal, que al creerte de mi amor desconfiada, quiere andar mi entendimiento á coces con mi desgracia. Melch. Ah traydor! que me has dexado, al ver tus carantumaulas; entre el temor, y el afecto hecho el cariño una plasta. Lue. No bastan á persuadirte ver, dulcisima tirana, entre lagrimas, y mocos mis verdades estofadas? Melch. No, aleve, que allá en mi idea, tal vez dura, tal vez blanda, lo que la razon somete el desengaño sonsaca. Luc. Pues yo me voy á tomar por veneno de mis ansias, con un vizcocho de á libra un vaso de leche helada. Melch. Ese es amor? Luc. Es arrojo. Melch. Eres un ruin. Luc. Tu una zayna. Melch. Lucas, Murió mi fineza. Luc. Melchora, pues enterrarla. Melch. El se escurre. Luc. Ella se vá. Melch. Al quitibi. Luc. Ah mariblanca! Melch. O Domine! contra ti sermo sermonis me valga. Luc. O Musa! quien comprehendiera si eres musa, ó musaraña! JORNADA SEGUNDA. Salen Don Enrique, y Talaverón, y Don

Lucas vestido de Pasante, con moño, y golilla muy grandė, y asimismo Cartapacio.

Enr. Eso pasa? Luc. Y esto almendra:

El Domine Lucas.

Desde el dia que en el quarto de Juana se vió salir, sin que nadie hubiese entrado, una muger casi hombre, con mas barbas que un zamarro, se oye en la casa un gran ruido, como en haberse soltado una legion de demonios tras de una sarta de diablos.

Enr. Qué decis? Luc. Qué he de decir? que estoy medio espirituado.

Enr. Y no hace mas de hacer ruido ese duende, ó ese encanto?

Luc. La noche que se le antoja, despues que sobre mis cascos en un desvan, que es ojaldre del pastelon de mi quarto, al son del triste de Jorge suele baylar el canario; me apaga la luz de un soplo, y á pellizcos, y azotazos me pone el cuerpo de mezcla; porque como lo morado del golpe cae en lo amusco de un pellejo no muy blanco, parezco por la mañana bulto de carton jaspeado, ó estatua de ebano puerco, con betas de palo santo.

Enr. Pues es posible, Don Lucas, que remedio no se ha hallado, por conjuro, o por precepto, contra ese espiritu? Luc. Hermano, un demonio que porfia, es demonio por dos lados. Todo está pasado en cuenta; y no habiendo aprovechado nada, á el ultimo remedio, como dicen, apelamos; con dos velas encendidas, dos almireces sonando, de servilletas las mozas, de rodillas los criados, sacamos Don Pedro, y yo de un cofre de felpa, y raso la mas horrible reliquia, que tiene el género humano.

Enr. Y quál es? La Executoria de los Chinchillas Hidalgos in sæcula sæculorum, quæ tuarum: y esta, y el titulo antiguo, que á un tal nuestro antepasado Gutibanba de Chinchilla dió Noé, estando embarcado en el Arca, en que le hace de la Hermandad Secretario, Familiar del Santo Oficio, y Merino de Toranzos, se las pusimos al duende.

Enr. Y qué hizo en sin?

Luc. No hacer caso:

con lo qual hemos creído,
que está el duende excomulgado.

Enr. Habráse visto otro necio de tales entusiasmos?

Cart. Atropellar exênciones,

y executar á porrazos? matenme si el duendecillo no ha sido Alcalde Ordinario.

Enr. Y ese nuevo trage, amigo, qué indica? Luc. Que ya el bellaco de mi suegro, el otro dia me echó de cabeza al patio.

Enr. Como? Luc. Como ya en la junta me recibió de Abogasno.

Talav. Y á vos?

Cart. Yo, señor, ni aun soy Pasante de Cirujano.

Luc. Para mí es brava cucaña:
porque con dos espantajos
de reproduzco, me afirmo,
lo del caso necesario,
media docena de Yporques,
el suso dicho á la mano,
y un demonio de azeytera,
que anda á los fines manchando,
de qualquiera peticion
vá el litigante pasmado,
mi suegro mama un doblon,
y yo pillo un real de á quatro.

Enr. Eso no se puede errar. Luc. Tambien tiene Cartapacio el empleo de delirio. De Don Joseph de Canizares.

Enr. De delirio? Luc. Es que de un rasgo borra los entendimientos, aunque sean de cien años. Cart. Es, que todos solemos retozar con Justiniano, y Pandectas. Luc. Es verdad: él suele escribir á ratos. El otro dia fui á hablar sobre un pleyto, en que un cuñado de una tia, que era hermana de una prima de su hermano, dió muerte à un pariente de otro; y ni veinte papagayos pudieran hablar mejor, porque yo saqué á Vulpiano á danzar, á Rafaél, Fulgoso, Alberto, y Oldrado: y cité sobre la prueba á Juanini, que de emplastos trata con admiracion: ibanmelo celebrando, y yo apretaba de tieso. Salió Moreto al estrado, Villegas de Flos Sanctorum, Dioscorides de Doaldo, Doña Maria de Zayas, la Historia de Carlo Magno: Y viendo que aun todavia estaba el cuento reacio, eché à Calderon acuestas, que es quien mejor trata de Autos. Enr. Y qué hubo? Luc. Todo el concurso me dió infinitos aplausos. Enr. Y saliste con el pleyto? Luc. No con todo, mas con algo, porque al que yo defendia, que saliese desterrado, le alzaron todo el destierro, mas fue porque le ahorcaron. Talav Tal fue la defensa. Luc. Digo, parece que somos zaynos? Don Enrique, u Don Demonio, no me decis en que estado estais con la que ha de ser cotilla de este enerpazo?

Enr. Mucho, amigo, se resiste.

Luc. Vos no la haceis arrumacos Enr. Encarézcola miramor. Luc. Si no fingís que os dá un flato por ella, y os vé ella misma echar la lengua de un palmo, no ha de darse por vencida. Enr. Mas vale hacerme pedazos. Luc. Don Enrique, sois un bobo, no conoceis estos trasgos: Hay muger, que dice á todo, qué porquería! qué asco! qué bazofia! y con los ojos se quiere comer el plato. Cart. Dios le libre à usted de algunas gaticas de Mari Ramos, que la juegan de mandoque. Enr. Ella os está idolatrando. Luc. Con efecto? Enr. Con efecto. Luc. Sin engaño? Enr. Sin engaño. Luc. Qué á todos los Montañeses, nos aprecie el mundo tanto! Valgame Dios! qué tenemos, que todo lo acogotamos? Sale Don Antonio. Ant. Don Enrique? Enr. D. Antonio? Luc. Verbum caro! Verbun caro! San speculum justitiæ! Ant. Todo oy se me ha ido en buscaros, sin poder veros. Luc. Este hombre no es la muger que del quarto de Juana salió? Enr. Notad con qué asombro está mirando Don Lucas. Ant. Al entrar, cogiéndome descuidado, antes que con la mantilla me recatase, de plano me vió el rostro. Luc. Si es el duende, que anda siguiendo mis pasos? Enr. Pues buena la habemos hecho. Ant. Pues puede este tontonazo imaginar que soy yo? Luc. Don Enrique? Enr. A deslumbrarlo apelemos. Luc. Don Enrique, decidme ; asi un Mayorazgo os de Dios por un hijar, y cobet si ese hombre que os está hablando

T6 ha sido acaso muger antes de ser hombre humano. Enr. Estais en vos? Luc. Yo lo digo. Enr. No abrais para eso los labios, que es desatino. Luc. Mirad::-Enr. Juicios teneis temerarios. Luc. Pues si le he visto gallina, no he de preguntar si es gallo? Enr. Proseguid en ese tema, y vendrá á desafiaros por la afrenta. Luc. Peor es eso, que el nacer un hombre calvo. Y pues sin duda es el duende este que me anda barbando con ojos, con fantasías de Vizconde enamorado, mas vale escapar. Ant. D. Lucas? Luc. D. Demonio? Ant. He reparado::- Luc. Hiciste mal. Ant. En que estais::-Luc. Ni estuve, ni estoy, ni he estado. Ant. Mirandome. Luc. Ya no os miro. Ant. Y yo ::- Luc. No os acerqueis tanto: Fugite partes Duendorum. Cart. Exi foras adversarium. Vase. Talav. Raras piezas amo, y mozo. Enr. Con efecto, él ha juzgado, que sois fantasma. Ant. Y qué soy la vez que no, tengo un :quarto? Talav. Espantajo del que espera, que le han de pedir prestado. Enr. Quién habrá dado motivo á que crea que anda el diablo en su aposento! Ant. Sabed, que desde que disfrazado de muger, saqué à Don Lucas de un pellizco medio brazo, Doña melchora la tonta en estar zelosa ha dado dél, y el modo de vengar este mantillesco agravio, ha sido martirizarle á pellizcos, y á porrazos; pues ella, y Juana de noche dexan que estén acostados

todos, y con otra llave,

que han hecho hacer para el caso,

entran en el aposento de Don Lucas, y en matando la luz, le dán una felpa peor que si fuera un raso: y como solo es con él el estruendo, los criados, Don Pedro, y los demás hacen burla del que están hablando, y no creen que hay tal duende. Talav. Si solo tienen la mano de hierro para Don Lucas, hacen bien. Sale Juana, y Doña Melchora. Enr. Mas dos mantos se acercan: Es á mí? Melch. No: al de ázia esotro lado. Talav. A mi? Juana. Tampuerco. Ant. Sin duda, que soy yo el venturonazo. Melch. Claro está: Jesus mil veces ! veis que soy yo la que os llamo. y os estais hecho un pegote? Ant. Pues con el rostro embozado era facil conoceros? Melch. Pues es con lo que me tapo alguna pared maestra, ó un tafetan tan delgado, que le pasa un alfiler? y vos para penetrarlo no teneis habilidad? No está el disimulo malo: metedme el dedo en la boca. Ant. No acierta á descubrir tanto, aunque mi vista es de lince. Melch. De lienzo? pues será un pasmo tener niñas de Cambray con pestañas de Santiago. Enr. Don Antonio, esta muger es peor, si lo apuramos, que D. Lucas. Ant. En mi es esta mas diversion, que cuidado; pues quando á Florela adoro, mal de otra pasion me arrastro. Talav. Y con efecto, conmigo no hace papel Cartapacio? Juana. No he gustado yo en mi vida de remoques ordinarios. Ant-

Ant. Como ha sido esta ventura de salir oy? Melch. El criado se fue á pleytos con Don Lucas, y quise pasar de un tranco, como quien vá ázia una parte, y volviendo á esotra mano, se halla donde está de pies quatro dedos mas abaxo. Solo por veros salí, y pues al salir os hallo, salí bien con mi salida, saliendo con lo que salgo. Ant. Y qué es? Melch. A deciros como ya está mi padre tratando de comprar la señoría á unas Monjas, que heredaron un Título, que al Convento le llevó en dote el Vicario: y no está la diferencia mas que en catorce ducados. Yo os escribo este papel, y es mio, y por no fiarlo de otra, le traigo yo propia, y yo me quedo esperando á mí misma, y bien podeis entrar los ojos cerrados á leerle. Enr. Veamosle presto, que el papel será un milagro. Lee D. Ant. Encumbrado dueño mio, ya sabes que yo te amo, salga uno, salgan dos, salgan tres, ó salgan quatro. Yo, por verte Schoria, aunque fuese entre farrapos, diera tres dedos, y aun cinco,

ya sabes que yo te amo, salga uno, salga uno, salgan dos, salgan tres, ó salgan quatro. Yo, por verte Señoría, aunque fuese entre farrapos, diera tres dedos, y aun cinco, que sobran á mi zapato: y asi, pues andamos tras de un Título estrafalario, sabe tu lo que me toca en cada mes, ó cada año de alimentos de esta dicha Señoría; y si el retazo de este honor puede llevarse por dote en lugar de trasto, á tí te lo digo, novio, entiéndelo tu, cuñado.

Enr. y Ant. Raro papel!

Melch. Pues no es mio,
que aunque yo le fui notando,
me le escribió el aguador,
con que es de su letra, y mano.
Sale Don Pedro.

Ped. Bueno es, que le cito de censibus à Avendaño, salirme con Vatenzuela, texto expreso, propio, y claro an exposicio Grammatice. De qué sirve confutarlo? pues luego::- pero qué miro! Melch. Ay mi Padre! San Hilario. Juan. Mi señor: tapate apriesa. Ant. Fuerte lance! Enr. Cruel caso! Ped. A tomarme juramento en derecho necesario, dixera::- Juana. Señora, que haces? Melch. Yo bien sé lo que me hago.

Tápase con la basquiña.

Ped. Que el ayre de esta muger
contra jure, es usurpado
del cuerpo de mi Melchora.

Ant. No temais, pues yo os amparo.

Enr. En vano es vuestro rezelo. Juan. Qué emboltorio de los diablos te estás haciendo? Melc. No quiero tener que pedir al manto, que es hombre, y será hablador; la basquiña en todo caso es muger, y asi sabrá disimular un trabajo.

Veamos si cala la vista de mi Padre el mamparado, la olandilla, y la badana del ruedo, y mas confitado de la cazcarria de un mes.

Ped. El ver que se encubra tanto de mí esa dama::- Ant. Ay tal necial Ped. Caballeros, me ha causado novedad, y asi quisiera::-

Enr. Senor Don Pedro, logrando yo esta ocasion, que anhelaba desde que por un acaso os ví en vuestra casa, aspiro á que vuestro soberano ingenio (id conmigo) pueda

de

de cierta duda sacarnos. Talav. Que os mira. og ap. Ant. Ya os he entendido. Ped. Decid, que á todo estoy llano. Enr. Asi remediarlo intento. Esa Dama, que al recato escrupuloso entregada se os encubre, de un hidalgo Montanés es viuda. Ped. Viuda? Melch. Si senor, por mis pecados. Juan. Señora, calla. Melch. No quiero, que ya que me estoy ahogando, quiero morir con mi habla. Ped. Lo que presumi fue engaño. Enr. Tiene un hermano esta niña Título, y está en estado la tal de segunda boda. Melch. Tomo la primera y callo. Ant. Tu harás que todo lo erremos. Enr. Quiere; segun ha mostrado en este papel saber, por ser al tal Mayorazgo inmediata, qué la toca de honor en el comun trato. de Señoría in spe: y si por serlo su hermano, alguna porcion le toca. Ped. En verdad que el punto es arduo: pues aun Otalora dice en el capitulo octavo, folio trescientos y doce, que pueden ser dos hermanos dado el uno por pechero, y otro por noble, probando el uno, y el otro no, ser su origen noble, y claro: menos si en solar antiguo Executoria, ó Despacho legítimo recayese la sentencia, declarando noble al uno, que esto basta para que se entienda en ambos; mas siendo esa mi señora, como me habeis afirmado, viuda ya de un Montañés, la ennobleció su contacto de forma, que aunque no fuese

por todos quatro costados hidalga, lo quedaría por ser su viuda: Probatur per Gramaticam Enrici ad Codigum Toletanus directa; con que ya noble recae con otro aparato, aunque no la Senoría entera, lo necesario de ella, para distinguirse de merced un tanto quanto. Ant. Pues vos habeis de tomar este pleyto á vuestro cargo, por ser de muger ilustre. Ped. Yo estoy un poco ocupado: mi sobrino, mi Luquitas, que está en esto como un rayo, la demanda dispondrá. Ant. Pues quedando en tales manos vuestra dependencia, bien podeis iros sin cuidado. Melch. Dios os guarde. Ped Yá Usiría prospére el Cielo mil años. Melch. No mas, no mas. Ped. Esto es deuda. Melch. Quédese el buen Abogado. Ped. Por viuda de Montañés aun es poco extremo el que hago. Juana. Vamos con treinta mil Sastres. Yo intento comunicaros otra dependencia mia, señor Don Pedro, y he andado buscandoos en las Audiencias, y ni en ellas, ni en Palacio os he podido encontrar. Ped. Lo cierto á las once y quarto del dia en mi Estudio. Enr. Bien. Ant. Ya que la esquina han doblado, ván sin riesgo: yo que tengo que poner á mi cuñado quatro demandas á un tiempo, podré tambien confiaros esta empresa. Ped. Os aseguro, que vá sobre mí cargado todo un Orbe; pero en fin, procuraré por un rato desembarazarme; à Dios,

que las doce están sonando, y tengo en la Vicaría cierto pleyto señalado para oy, y desde aqui he visto ir ázia allá á mi contrario; mas no me la ha de pegar, por madrugar mas temprano; quia non dormitat Homerus. vas.

Err. Hombres son extraordinarios tio, y sobrino. Ant. Y la tal Melchora no se ha escapado en una tabla? Enr. Yo intento, pues ya su permiso alcanzo, como que á algun pleyto voy, ver à Leonor, aunque estando lo que aborrezco (ay de mi!) tan cerca de lo que amo, mucho mi fortuna temo.

Ant. Yo á ver si acaso llegaron sin riesgo Melchora, y Juana, despues iré; aunque es engaño, ap. que á ver si en Florencia legro ver la deidad que idolatro, mi pasion me lleva.

Enr. Y pues de D. Antonio recato apel ser Florela la Dama, que quise en Amberes tanto::-

Ant. Y pues Don Enrique ignora ap.
ser Florela el dueño ingrato
de mi pasion::-Enr. Disimule
mi afecto. Ant. Finja mi labio.
Los dos. Hasta que fortuna y tiempo

Los dos. Hasta que fortuna, y tiempo abran camino á este encanto.

Talan Y hasta que dos losos tales

Talav. Y hasta que dos locos tales pongan en jaulas de palo. vanse. Salen Florela, y Leonor.

Cant. Flor. Como al pensamiento mio alas dá mi corazon, se vá haciendo mi razon esclava de mi alvedrío.

Leon. Florela, desde aquel dia, que en casa dos hombres viste, y que eran los dos dixiste, uno á quien aborrecia tu ceño, otro á quien amaba tu corazon, no he podido penetrar en qué sentido

por ambos tu pecho hablaba.

Y asi, el querido de tí,
entre los dos, solicito
saber qual es. Flor. Gran delito
fuera, señora, (ay de míl)
que fiada en tu piedad
te explicase mi fineza,
si es fuerza que la entereza
culpe á la facilidad.

cantaFlor. Que de emor el sentimiento para disculpar sú acción, se ha de mirar la pasion á hurto del entendimiento.

Leon. Pues para alentarte á que, fiandote mi secreto, los tuyos no me recates, yo adoro::Salen Doña Melchora, y Juana con mantos.

Melch. Ya está el conejo en madriguera. Leon. Melchora, de donde vienes? qué es esto? Melch. Ay hermana! que me he visto junto al diablo del Infierno. Leon. Junto á quien?

Melch. Junto á mi padre. Leo. Qué dices? Melc. Que nos cogieron. Leo. En qué? Melc. En una mala hacienda; pero dirételo luego, que me voy á desnudar.

Juana. Vamos, no nos pille el viejo con los mantos, y conozca la maula. Melc. Y aquel Caballero Don Enrique, aquel que te hace sorroclocos, y pucheros, venía detrás de mí, que será á buscarte creo: y eso se quiere la mona.

Juana. Vamos, senora. vanse. Leon. No tengo,

Florela, ya que decirte, el nombre de Enrique oyendo, y la noticia, aunque necia, de lo que en mi amor le debo: este secreto::- Flor. Ay de mi! ap. declaráronse mis zelos.

C 2

Leon. Es el que solicitaba

fiar-

20 fiarte. Flor. Y el que me ha muerto. ap. Leon. El sube por la escalera; y pues tu apacible acento es costumbre en ti, y no puede ser reparable, te ruego, que puesta á la centinela, asegures mi rezelo, paseandote por delante de esa ventana, y en viendo que alguien viene, avisarás. Flor. A quien se le mando, Cielos, que tercera de su agravio solemnice su tormento, sino á mí? Sale Enr. Viendo, ó amado, divino apacible dueño, quan tarde amor restituye instantes que roba el tiempo, de la ocasion combidado á verte, y servirte vengo. Cant. Flor. Vén en hora felice, desengaño alhagueño, que no importa que hieras, si es el dolor idioma del remedio. Enr. Valgame el Cielo! Florela. Leon. Si no estuviese creyendo yo, que ó bien aborrecido, o bien amado, otro afecto te debe mas que mi amor, no temiera, como temo, que ames, y finjas. Enr. Qualquiera cariño, que en otro tiempo haya sido como ensayo del presente rendimiento, muriendo de escarmentado, solo puede ser trofeo del templo del desengaño. Flor, Ah villano! ya te entiendo. Canta. Miente mil veces, miente quien engañoso, y fiero labra al otro un delito, como le ha menester su fingimiento.

Leo. Viene alguien, Florela? Flor. Nadie.

Leon. Como hiciste ese extremo, yo imaginé::- Flor. Si ya sabes

puede asustar la ventura?

quan segura estás, qué miedo

Vuelve á hablar, que á cantar vuelvo. Leon. Canta, pero sea mas baxo, que alzando tanto el acento, no dexas que nos oigamos. Flor. Harto oigo, y harto os dexo. Enr. Quién, Cielos, se vió forzado á hablar entre dos, temiendo ser grosero, o ser cobarde? Leon. Con que á ti no te debieron en otro clima otros ojos mariposa de su incendio, alguna atencion? Enr. No quieras hacer un loco de un cuerdo. Leon. Como? Enr. Como no he creido. que puedan ser verdaderos jamás instrumentos tales, que saben llorar riendo. Llora, y canta Florela. Flor. No asi sucede (ay triste!) á los que aun oy han hecho de su verdad testigos tanta nevada lagrima de fuego. Leon. Ya es mucho afecto el que miro: Florela? Flor. Señora. Leon. Pienso. segun ya cantas, ya lloras, ya te irritas, que queriendo no descubrirte, me has dicho mas, que oy saber deseo. Don Enrique, como sabes, uno es de dos sugetos de aquel lance. Flor. Si señora; pero es al que yo aborrezco, y él me aborrece. Leon. De veras? Flor. Preguntaselo. Leon. No quiero, que basta que tu lo digas. Flor. Mi muerte en viendole veo: una fiera es, es un monstruo, es aspid ::- Leon. Quedo, quedo, que no es todo lo que dices; que aunque de escuchar me huelgo, que le aborrezcas, no tanto, que ultrajes á lo que aprecio. Flor. Dices bien; mas yo::-Leo. Prosigue. Flor. Si pudiera ::- Leon. Dilo presto. Flor. Decirte ::- Leon. Qué? Flor. Que esta ira, que esta llama, que este yelo \_ es:-

es ::- Leon. Qué es, Florela? Flor. No es nada: vuelve á hablar, que á cantar vuelvo. Leon. Qué es esto? ó esta muger es loca, ó yo no la entiendo. Enr. Mi bien, un rato que logro, me le hurtas con otro objeto. Leon. Segun lo que de él presumo, mas le logro, que le pierdo. Canta turbada Florela.

Amor, ya tu, mi vida, iras, venganzas, zelos, logras, intentas, buscas, guardate, corazon, huye.

Leo. Qué es esto? Flor. Que por la escalera sube gente. Leon. Y puede sin rezelo salir Don Enrique? Flor. No.

Leon. Pues á la puerta apelemos de esotra calle. Enr. O qué poco sabe durar un contento!

Leon. Quedate á hacer la desecha tu, Florela, mientras vuelvo. vase. Flor. Vé segura, que si haré:

Valgame Dios! aquel ciego amante, que tantas veces rendido, amoroso, y tierno, juró no olvidar jamás la esclavitud de mi obsequio, á otra sirve á vista mia? no puede ser, ó yo sueño. Por este aleve, este injusto, este cruel, este fiero, dexé mi Patria, y en ella el bien por el mal cediendo, las verdades desprecié de otro amor, que desde luego á mi voluntad postrado, 🚧 me entró afirmando y diciendo:

Vá saliendo Don Antonio. Ant. Lo que ahora, ingrata bella, te vuelvo á afirmar de nuevo, es, que jamás he tenido vida, corazon, ni aliento para mirar otros ojos, que los tuyos, aunque en ellos mal vista la adoracion, se excuse el atrevimiento.

Flor. Don Antonio, cómo vos entrais aqui? Ant. De los ecos de tu dulzura avisado, como esta casa es mi centro, desde que tu en ella habitas, estando en la puerta, y viendo que está abierta, entré á buscarte. Flor. Hasta quando he deshallar, Cielos, lo que adoro desleal, y fino lo que aborrezco? Idos, Don Antonio. Ant. Antes::-Flor. Mirad por mi honor. Ant. Pretendo, que conozcas::-Sale Melch. Leonorica: Mas ay, Jesus lo que veo! Don Antonio de mi alma. Ant. Mal hayas tu, á qué mal tiempo has venido. Melch. Hijo mio. Flor. Cielos divinos, qué es esto? Melch. Ya sé que es esta venida á buscarme; pero necio, tontirriton, ya que rabias por verme cada momento, no me hubieras avisado? Flor. Tiene razon, Caballero, no avisarais á la Dama que buscais, para con eso no mentir con otra? Ant. Yo solo á ti, Florela, quiero Melch. Es verdad, para doncella nuestra, quando nos casemos. Ant. Quita. Melch. Quita. Ant. Aparta. Melch. Aparta. Ant. Que mi pecho: Melc. Que mi pecho: Ant. Solo á ti, Florela, adoro. Melch. Ay que te adora? me huelgo: Mira que te está adorando, pero á mí me está queriendo. Flor. Como siempre aborrecido ha sido de mí, no tengo que sentir menos, ni mas. vase. Melch. Qué es esto de mas, ni menos conmigo? Puerca, criada, y habladora demás de eso? Ant. Que esto me suceda á mí! Dent. Luc. No conoces, que no vemos

á subir por la escalera?

Cartapacio, aunque sea un dedo, trae encendido. Ped. Ah muchachos. Melch. Jesus! Don Lucas, y el viejo: mira como has de escaparte.

Ant. Y tu donde vás?

Melch. Ya vengo. vase.

Ant. Que siempre haya de andar yo en escondites, y riesgos!

Pero si á una tonta busco, esto, y mucho mas merezco.

Escondese D. Antonio, y salen D. Lucas, Cartapacio, y D. Pedre.

Cart. Aqui está la luz. Ped. Don Lucas, mirad que con mucho seso se ha de hacer la peticion.

Luc. Y aun con higado la harémos: qué nos le hemos de quitar por el demonio del pleyto?

Cart. Usted lo dexe á nosotros, que acá nos entenderémos.

Ped. Hay la parte de la viuda, el hermano, y el Convento: cuidado. Luc. Ya estoy en todo: piensa usted que no sabremos, que una demanda está escrita en llenando medio pliego?

Cart. Y mas quando yo aseguro por tio el demandadero del Santo Christo de Ribas.

Ped. Pues en mi estudio te dexo: cierra las puertas.

Vase, y cierra Don Lucas por dentro, dexando la llave en la cerra-

Ant. Qué escucho!

vive Dios que yo me quedo
enjaulado, y es preciso,
que adonde estoy entre luego
Don Lucas, por ser su alcoba
esta: buena la tenemos.

pon ese bufete en medio
de esa sala; y para entrar
en la materia, el Digesto
me trae ante todo. Cart. Toma;
pues si viene á ser el hecho
del Convento, y de la viuda

sobre: el súbito alimento de Señoría improvisa, qué tiene que hacer con eso el Digesto, ó la matraca?

Luc. En un negocio, camueso, para entenderle, no es fuerza digerirle bien primero?

cart. Si señor. Luc. Pues ves ahí
como el estómago siendo
ese libro de las leyes,
es necesario en efecto;
pues sin Digesto será
todo crudezas de un pleyto.
Busca á Olea, Cart. Para qué?

Luc. Para que si le perdemos, vaya, antes que el pleyto muera, con todos sus Sacramentos, y con Olea oleado.

Cart. Justo Dios, quan grandes fueron mis pecados, pues me tienes á fucias de este jumento! vase.

Ant. En que vendrá esto á parar?

Luc. Burlense con el mozuelo:

Vive Dios, que á Juez, y Audiencia
tengo de alborotar á textos.

Sale con un libro Cartapacio, y dice:
Los libros están aqui,
mas yo por otros no entro.

Luc. Por qué, tonto? Cart. Porque está toda la casa en silencio, como son mas de las doce: y si este duende, ó infierno quiere retozar conmigo, no ha de pillarme el coleto solo. Luc. Pues irémos juntos.

Ant. Duende, dixo? yo aprovecho la ocasion para escaparme.

Luc. Y pues dos haciendas puedo hacer, mientras yo me voy desnudando, vé escribiendo.

Cart. Dios ponga tiento en tu lengua. Luc. Cruz, y margen.

Cart. Ya está hecho.

Luc. Nos la parte de la viuda en los Autos del Convento, por mí, y sin mí, como mas haya lugar en derecho.

Carto

Cart. Señor, qué dices? Luc. Escribe.

Cart. Este empezar es proemio
de carta de excomunion.

Luc. La demanda no es lo mesmo, pues ya entra descomulgando cláusula que entra pidiendo?

Prosiga, y calle. Cart. Me pudro.

Luc. En el dicho heredamiento de la dicha, que oy el dicho por el susodicho ha hecho.

Cart. Es taravilla, señor?

no reconoces que al verbo

le falta aqui el substantivo?

Tue Ponérrele Cart. No está frica.

Luc. Ponérsele. Cart. No está á tiempo. Luc. Que lo esté.

Cart. Falta el pronombre.

Luc. Adonde? Cart. Junto al adverbio, porque la persona que hace no permite suplemento.

Luc. Qué apuesta usted que le encajo en la cabeza el tintero, porque no me sea hablador?

cart. Veráse usted bien en ello, que esta es sola insinuacion nacida de un buen afecto.

Luc. Qué sabe él? Cart. Famulo he sido, y tuve en todo el Colegio::-

Luc. Fama de gran ladronazo. Cart. Virgen Santa! que me pierdo

con este hombre.

Luc. Escriba, escriba.

Cart. Por si es pulla, Fariseo.

Luc. Y porque en la Señoría

que reproduzco, y pretendo

se me debe la mitad,

que es la horía á lo menos.

Cart. La noría? qué es noría?

Luc. Bruto, si para el sustento del inmediato se debe dar de la hacienda del dueno

del Mayorazgo una parte, quieres que el todo intentemos de la Señoría, y quede

de la Senoría, y quede el principal boquiabierto?

Cart. Sin ver à Lucas de Feudis no se puede hablar en eso.

Luc. Dices bien, vén á buscarle.

Vanse, y se llevan la luz, y sale D. Antonio con una sabana al hombro, y revuelve todos los papeles.

Ant. Ya que con la luz se fueron, porque crean que es el duende quien los trastos ha revuelto de la mesa, tengo de varajar, aunque sea á tiento, libros, tintero, y carteras, para que ya que del miedo estén ocupados, puesta esta sabana, que al lecho de Don Lucas he quitado, en la cabeza, corriendo los haga ir, y pueda abrir la puerta, en el intermedio, del quarto: mas ay que vuelven, y ya la entrada no encuentro de la alcoba: esta es la mesa, debaxo de ella me meto.

Salen los dos. In terminis trae el caso prevenido; mas qué es esto? quien demonios ha esparcido estos trastos por el suelo?

Cart. Si no que haya entrado Juana. Luc. Entra, y mira ese aposento. Cart. No hay nadie.

Luc. Qué decis, hombre?

de Martinico. Luc. La Virgen me valga de no me acuerdo: recoge estos trastros y

prosigamos. Cart. Yo no acierto á formar letra. Luc. Por qué?

Cart. Por qué ha de ser? porque tiemblo. Ant. Si estoy en abreviatura

un instante mas, me muero.

Luc. Y porque::-Cart. Y porque::
Luc. La dicha viuda en seco::
Cart. Viuda en seco::-Luc. Debe::
Cart. Debe::-Ant. Pues que pague.

Luc. Respondieron? Cart. Respondieron. Luc. Fuiste tu? Cart. Otro acento fue,

que vino de los Infiernos. Luc. Como? Cart. Como de debaxo

de la tierra salió el eco. Luc. Jesus! ya á sudar empiezan

gi-

24

girapliegas mis cabellos.

Cart. Señor, por amor de Dios,
que acabemos. Luc. Sí, acabemos.

Y porque lo favorable::Cart. Favorable::- Luc. Del derecho::Cart. Del derecho::- Luc. General::Ant. Y Teniente Luc San Fusciol

Ant. Y Teniente. Luc. San Eusebio!
que otra vez sonó la voz.
Ant. Si no me estiro, rebiento.

Levantase D. Antonio con la mesa, y caen todos los papeles, y la luz.

Cart. Ay, señor, que el suelo se hincha, que vá la mesa creciendo, que el llevan los demonios.

Luc. Zancajos, para qué os quiero? vans.

Ant. Echélos; pero mi astucia
me ha salido sin provecho,
pues sin luz la puerta ignoro.

Salen Melchora, y Florela.

Melch. Florela, ven, y verémos, qué estruendo es este. Ant. Melchora?

Melch. Un hombre de yeso me traga: tio, favor.

Flor. Valedme, Divinos Cielos!

Ant. Melchora, mira que soy

Don Antonio. Melch. No te creo,

que tu eres blanco, y esotro es entre amusco, y trigueño.

Ant. Oye, espera. Melc. Madre mia,

padre mio, tio, abuelo, agua de cerezas, agua, que he visto al duende, y fallezco del flato del corazon.

Flor. Don Antonio, pues qué extremo

Ant. No pases, ingrato dueño, adelante, quando sabes, que estoy en tan grande riesgo solo por ti. Flor. Escondete, que viene ázia aqui un Don Pedro. Salen Don Pedro, Juana., Cartapacio,

y Don Lucas.

Ped. Qué duende, ó qué patarata es el que veis, embusteros? adonde está? Cart. No le llames, porque vendrá en un momento. Luc. Diera un brazo porque hiciera un destrozo con el viejo.

Ped. Retiraos todos. vanse. Florela?

Flor. Señor? Ant. Escuchar pretendo desde aqui. Ped. El que propiamente fantasma de amor, y zelos pretende que le conteste la demanda de un afecto, que muere por tu desdén::
Ant. Qué escucho?

Ped. Es mi rendimiento.

Flor. Ya os he dicho quan inutil
siempre ha de ser vuestro ruego.

Ped. Niña, solitos estamos.

Ant. Si él porfia, mucho temo, que ha de ir ázia su cabeza quanto trasto hay aqui dentro.

Ped. Y asi, una vez declarado, no he de ceder, no adquiriendo auto en favor. Flor. De qué suerte? Ped. Logrando en los cinco textos

de esos partidos jazmines el alegato mas bello. Qué respondes? Ant. Que un Letrado bastante tiene con eso.

Tirale los libros, y tintero, y Florela sa vá con la luz.

Ped. Ay Jesus! Ant. Tome el vejete enamorado.

Salen todos. Qué estruendo es este? Ped. Nada: Ay amigo, bien decís, el diablo suelto anda en esta casa. Todos. Huyamos. Luc. No lo dixe yo? me alegro.

Ped. Los trastos vuelan por sí: no es natural este cuento.

Luc. No venera Executorias, y venerará esqueletos.

Juana. En legua y media no páro. vase. Car. En mis colchones me envuelvo.vas. Flor. Ah D. Antonio? Ant. Ah Florela? Flor. No es tiempo de que apuremos

tus trayciones. Ant. Ni tampoco de inquirir tus fingimientos.

Flor. Pues amante de Melchora finges que á buscarme has vuelto. Ant. Pues de Don Pedro querida,

no sin falta de misterio

en

en su casa estás. Flor. Y asi, pues, para otra ocasion dexo mi queja. Ant. Pues yo mi agravio para otra ocasion reservo.

Flor. Esa llave tuerce, y vete.

Ant. Si haré; mas será diciendo:Flo. Que en pesares::-Ant. En congojas::Flor. En sustos::-Ant. En escarmientos::Los dos. Lo que calla la razon, es fuerza que diga el tiempo.

JORNADA TERCERA.

Canta la Musica, y sale Don Pedro leyendo un papel. Music. En el dicho dia

el dicho se toma al dicho Pasante, y á la dicha novia. La dicha se aplauda de dichas personas en los dichos versos de estas dichas coplas. Lee. D. Ped. Los papeles os remito conforme à lo que nos toca por acá. En quanto á Madama Florela, y en lo que toca á su madre, es en Amberes de familia generosa: de su padre el apellido os dirá, que es Española de las Montañas de Burgos. Representa. No hay que leer otra cosa, que si es Montañesa, es fuerza que le rebose la honra. No en vano hasta investigar esta circunstancia heroica, la rebeldía acusando mi inclinacion poderosa á la parte de mi afecto, que volviese no hubo forma al oficio del deseo. los autos de la concordia. Mas ya sabiendo que tiene, esta picarilla hermosa, de sangre de la Montaña la mitad de media onza, la especial dignidad suma

de Mintañesa persona, si por madre no la tane, en fin por padre la toca. Pasado mañaña caso á Lucas de popa á proa con Leonor, y á fe que yo no me he de quedar á solas con tan perfecta criada, á que tardando mi boda, lo que he ganado en diez años, eche á perder en un hora el dia propio. Salen Lucas, y Melchora asustados. Luc. Tio. Melch. Padre. Ped. Qué es esto, Lucas, Melc'ora, que quereis? Luc. Espumarajos vengo echando por la boca. Melch. Yo estoy de puro corage mas amarga que una alcorza. Luc. Y si usted tal porqueria entre dientes no la toma::-Melch. Y si usted en lo que digo no vá, y hace, vuelve, y torna::-Luc. Vive Dios .:-Melch. Voto á Fray Pedro ::- (gan. Los dos. Qué haré que los sordos me oy-Ped. Qué es esto? en presencia mia tu me juras? tu me votas? que ha habido? Luc. Usted, senor tio, le ha parecido hasta ahora, que el que me rapa el vigote puede hacerme la mamola? Melch. Usted, padre, ha imaginado, que yo soy alguna tonta, que no sé que por el asa se moja el pan en la olla? Luc. Vengo á casa, y oigo puesto ya mi casamiento en solfa; venga el dicho, y torna el dicho: es esto hilbanar alforzas? Melch Estoyme yo callandito, y oigo que se casan otras? pues digo, he nacido yo para portero de Atocha? Luc. Y asi de esas pataratas::-Melch. Y asi de esas carantonas::-Luc. De musicas, que me guiscan::-D Ausloh.

Melch. De canciones, que me coscan:Los dos- Reforme el cuento mi tio,
que es infamia el que propongan:
Ellos, y Music. Que en el dicho dia
el dicho se toma
al dicho Pasante,
y á la dicha novia.

Ped. Aunque el Letrado contrario, quando á defenderse ponga su parte, atrevidamente me baldone, es bien que le oiga, que el Juez hace mejor juicio del que menos se apasiona; y asi porque el mundo le haga de mí, no os respondo en forma á tan necias osadías, y á indignidades tan locas. Esos versos que se estudian, y que ha de servir de Loa al festin de esotro dia, quando la nupcial antorcha encienda Hymenéo en esa A polinea claraboya, yo los he escrito, no siendo, ya sea gualdrapa, ó tizona, el primero á quien las Musas le hayan sido muy devotas. Tu has de casar con Leonor sin remedio. Luc. Dale bola.

Ped. Quando no fuera por tantas conveniencias, que se logran, porque no se pierdan versos hechos por mí á toda costa. Y tu, hija mia, no sabes, qué bien te estará una toca?

Melch. Si señor, por el cogote, velandome en la Parroquia. Ped. Esto ha de ser, no hay remedio:

Lucas, casamiento acota, Melchora, clausura admite, para que al ver que mejora vuestra suerte en su eleccion, pueda proseguir la glosa:

El, y Music. La dicha se aplauda de dichas personas, en los dichos versos

et de las dichas coplas.

Luc. Valgame Dios! yo he quedado como el que á comer se arroja con vivas ansias, y se halla dentro del plato una mosca.

Melch. Qué es esto que me sucede? soy yo misma, ó soy mi sombra? ó soy una conocida,

que me entro á ver á mí propia?

Luc. Yo casarme con muger
de quien las mañas se ignorán,
quando á un Albeytar se envia

Melch. Yo quedarme solterica, y mi hermana á ser señora? No señor, esa zanguanga allá á Marica la tonta.

Luc. Melchora, yo, si, que, quando:-Melch. Don Lucas, de qué te ahogas? Luc. De un flato de amor.

Melch. Reguelda.

Luc. No puedo.

Melch. Pues huele estopa.

Luc. Es imposible.

Melch. Ay Don Lucas! que estás haciendo la zorra.

Luc. Ay Melchora, si tu fueses::-Melch. Quien? Luc. Aquella mi señora. Melch. Qual? Luc. El otro Caballero. Melch. Para qué? Luc. Para una droga.

Melch. Qué hicieras?

Luc. Yo les vendiera rabanos por alcachofas.

Melch. Declarate. Luc. Estoy en muda.

Melch. Habla.

Luc. La lengua se embrolla.

Melch. De qué, Lucas? Luc. Del respeto
que te debo. Melch. Zampatortas,
vamos al remedio. Luc. Es una
soberana angaripola.

Melch. Y me puede á mí estar mal? Luc. No es mas que contra tu honra.

Melch. Pues tonto, si no es mas de ese inconveniente, qué importa?

Luc. Pues, Melchora, dí que eres tu mi esposo, y yo tu esposa, yo te daré alhajas mias, y dí que mi amor te dota,

y

y dexame á mí el enredo. Esto, al instante que oigas que se urde la escarapela. Melch. Y con eso, que se logra? Luc. Una de dos, que nos case nuestro tio en causa propia, ó que consigamos verle en borrico, y con coroza. Y porque no desconfies, toma esa diestra, bobota, y envuelveme en algodon esas cinco zanahorias. Melch. Tuya soy á todo ruedo. Yo soy terrible chuzona: si con Don Lucas me caso, y Don Antonio, dos bodas á un tiempo pillo, y con eso seré muger poderosa. Luc. A Dios, Melchora. Melch. A Dios, Lucas. Sale Cart. Senor? Luc. Qué hay? Cart. Mas de una hora, que te espera Don Enrique sentado en la silla rota del recibimiento. Luc. Y dime, trae la cara como en forma de pedirme chocolate? porque es visita con roncha. Cart. Ofrecerselo es preciso, que es por la mañana. Luc. Moscas. Anda vé, y dile, que digo yo, que estoy en la Victoria. Cart. Y si sabe que te niegas? Luc. Que no lo sepa. Cart. Perdona, que yo no hago indignidad tan de tu prosapia impropia. Luc. Pues dile que entre, que vo te descontaré una onza de tu racion. Cart. Por seis quartos te acuitas, y te congojas? Luc. Por menos un primo mio Ileva un garrafon de aloja, y será un octavo nieto de la Infanta Dona Alfonsa. Sale Enr. Estranareis que yo os busque, Don Lucas, á tales horas.

Luc. Mire si la hora encarece,

él viene à pegarla de onza. Enr. Pues sabed, que es un cuidado el que à venir me ocasiona á buscaros. Luc. Ya se vé, el de almorzar á mi costa. Enr. Hanme dicho, que de un susto, que el duende os pego en esotra casa, habeis estado enfermo. Luc. No venís con mala droga, despues de costarme el cuento una ayuda, y cien ventosas. Enr. Pues qué hubo? Luc. Estando en mi quarto vi salir como en tramoya de la tierra un Elefante de legua y media de cola, á caballo en un cabrito con un farol en la trompa, y asi como iba saliendo, se iba convirtiendo en mona. Cart. Yo le ví, yo, si señor, mas á Dios se de la gloria, desde esta mudanza en casa, si no es á nuestras personas, no se ven otras fantasmas. Enr. Os parece que son pocas? Lac. Ay Don Enrique! ahora que se me ha venido á la chola, cogite, Martin, pesquete. Eur. Que dices? Luc. Que la forzosa te hice á las damas, y es fuerza á que soples, ó que comas, hijo mio. Enr. De qué suerte? Lac. Cartapacio, á la señora Doña Leonor, callandito, como de accion misteriosa, buscala, y dile al oido, que un hombre que la enamora está aqui, y si te pregunta si estoy fuera, di que ahora fui á los Pañeros. Cart. Y á qu?? Luc. A escoger unas pistolas. Cart. Voy en un vuelo. Enr. Qué intentais, Don Lucas? Luc. La gerigonza apurar, con que me haceis creer, que está la chicota cna\_ enamorada de mí, y que á vuestras carantonas se resiste. Enr. Oid, mirad.

Luc. No ay que andarme en ceremonias: detrás de aquella cortina me escondo, para que á posta la enamoreis á mi vista, que quiero ver que os responda. Enr. Si os he dicho::- Luc. Cantaleta. Enr. Que solamente::- Luc. Zambomba.

Enr. Os ama á vos. Luc. Tararira, Enr. Qué prentendes? Luc. Que vo lo oiga.

Enr. Vive Dios, que hará este necio, que se nos descubra toda nuestra cautela, no estando, de su invencion maliciosa, Doña Leonor avisada.

Al paño Doña Leonor, y Cartapacio.

Luc. Desde aqui atisvo. Car. El que notas es.

Leon. Pues, Cartapacio, ya que tanto te debo, toma ese doblon, y si viene alguien, avisa. Cart. Me compras el silencio: Dios te guarde. Como yo pille, arda Troya.

Enr. Valgame Dios! si mis señas conseguiré que conozca Leonor? Leon. Mi Enrique, mi bien, mi dueño, hasta quando ansiosa mi fineza habia tu vista de suplir con tu memoria?

Luc. Toma si lo dixe yo.

Enr. Leonor, como siempre contra nosotros en todas partes hay quien nos mire, y nos oiga, no estrañes, que temeroso::-

Leon. Ah ingrato, que no te corras de acordame, que hay quien pueda tenerme de ti zelosa!

Enr. Zelosa de mí? Leon. De ti, pues á ti solo te adora mi ceguedad. Luc. Mas clarito no lo dirá una cotorra.

Enr. Que no me entienda! repara en que quando á ser esposa

de Don Lucas te destinas ::-Leon. Ahora ese monstruo me nombras? no sabes que ese incapaz, ni aun me debe el que le oiga? Luc. Usted viva dos mil años: qué cortesana es la moza! Enr. Pues no es fuerza que á tu padre obedezcas, y te pongas en sus manos? Leon. Yo á un tirano no me rindo. Luc. Santa Orosia! asi trata al Padre nuestro? por Jesu-Christo que es Mora. Leon. Y asi, Don Enrique amado::-Luc. Ya escampa, y llueven carocas. Leon. Pues yo no puedo dexar de ser tuya::- Luc. Aprieta, boba. Infeliz mollera mia en poder de esta bribona, si ella te hubiera pillado.

Leon. Dispon el como se rompanlas prisiones, que tiranas ya mi tolerancia postran.

Luc. Yo iré à disponer, supuesto que está mi tio en su alcoba, que te venga à ti à romper lo primero que te coja. vas

Enr. Ya, Don Lucas, me parece que se fue. Leon. Qué te alborota?

Enr. Nada. Leon. Qué miras? Enr. Qué quieres,

mi Leonor? que reconozcas que todo lo hemos perdido.

Leon. Como? Enr. Como desde esotra parte, oculto en la cortina de esa puerta, ha estado hasta ahora Don Lucas, siendo testigo de tus quejas amorosas, habiendome antes pedido, que te hable en quanto á su boda.

Leon. Qué dices?

Enr. Que por mas señas,
que te estuve haciendo, absorta
en tu afecto propio, nunca
las entendiste y el torna
aqui. Leon. Y con mi padre creos
forzoso es mudar la hoja
al discurso, y engañarlos.

De Don Jo.
Al paño Don Lucas, y Don Pedro.
Ped. Aunque mas fuerza me pongas,
no he de creerte.
Luc. Plegue á Christo,
que mala sarna me coma,
si no es verdad. Ped. De tí trata
con voces ignominiosas?
Luc. Lo menor era llamarme

Luc. Lo menor era llamarme
el monstruo de Babilonia,
y á usted un perro tirano,
belitre, barbas de estopa.
Pero pues aun dodavía
el que me hace la limosna
de sacarla las entrañas,
no se ha ido, usted se encoja,
escuche, calle, y verá.

Ped. Está bien. Enr. Con que, señora, la dilacion solamente es el mal que os acongoja?

Leon. Estimo tanto á Don Lucas, por sus prendas generosas, por su ilustre nacimiento, y porque en todo confronta conmigo. Luc. Mientes, borracha.

Leon. Que hasta lograr ser dichosa con su mano, estoy sin mí.

Luc. Han visto tal? esta tronga se vuelve como vinagre. Leon. A él solamente se postra

Leon. A el solamente se postr la verdad de mi cariño.

Ped. Lucas, esto es otra cosa
de lo que tu dices. Luc. Tio,
yo estoy hecho una vazofia,
porque lo que yo escuché
eran pan, y estas son tortas.

Env. Y vuestro padre es preciso.

Enr. Y vuestro padre es preciso, como quien es, corresponda á tan hidalga obediencia.

Leon. Aunque esta accion tan gustosa no me fuese, es mi cariño quien tan de humilde blasona, que por él lo executára.

Luc. Miren la zalamerota.

Ped. Hija mia, yo lo creo; caiga sobre ti, paloma, mi bendicion. Luc. Y una peña, que pese noventa arrobas.

Lesn. Solo, si es que alguna vez con Don Lucas se desboca mi pasion::- Luc. Atiende aqui, que ya vuelve la pelota.

Leon. Es porque trata á mi padre con ignominia, y deshonra.

Ped. Qué escucho!
Luc. Virgen MARIA!

Luc. Virgen MARIA!

Leon. De miserable le nota,
de ignorante en sus estudios,
de que en los pleytos le roba
sus derechos. Ped Ah villano,
picaro, ruin! Leon. Y en fin toca
en lo que mas siento yo,
que es en decir, que enamora
á una criada de casa.

Luc. Yo he dicho tal, picarona?

Ped. Si habrás dicho, infame, tonto.

Sale D. Pedro agarrado del gaznate de
, D. Lucas, y Leonor pega con él.

Luc. San Blas, San Blas, que me ahoga.

Ped. Tu, desverguenzas de mí?

Enr. Tened, tened, qué os enoja,

senor Don Pedro? Leon. Ah bribon, tu poner las manos osas en mi padre? Luc. Muger, mira,

que él es el que me acogota, que yo no llego. Leon. Ah perrol Luc. No hay alguien que me socorra?

Salen Melchora metiendose á un lado, y á otro Juana, y Cartapacio. (do?

Todos. Quién causa tan grande estruen-Melch. Quién fomenta esta peleona? por cierto que si lo sabe

quien yo me sé::- Ped. No, no es cosa de cuidado.

Luc. Sí es, y mucho, que entre usted, y esta galfota me han hecho junto á la nuez del gaznate una corcoba.

Melch. Ay Jesus! pues el marido y el dote con que me otorga el matrimonio de carta?

Luc. Mira que es temprano, tonta. Melch. Temprano? pues si no avisas, ya iba á descoserme toda.

Flor. Cielos, aqui Don Enrique?

Ped.

Ped. De las prendas generosas, señor Don Enrique, vuestras, no dudé yo que conozca
Don Lucas, quanto sus partes haceis en lo que le importa.

Luc. Y como que hace, y aun tanto, que lo que es mio se apropia; y asi::- Cart. Senor?

Ped. Cartapacio?

Cart. Pasando junto á la lonja de San Felipe, me dió, con veinte mil ceremonias, un Soldado este papel.

Ped. Para mí? la nema rompo.

Lee. Un espíritu, á quien dió
enfado el ver que os desvela
el cariño de Florela,
y os medio descalabró,
proseguir la accion pretende
borrandoos esa quimera;
y asi á los dos os espera
detrás de San Blás. El Duende.
Valgame Dios! Luc. Tio mio,
qué papel, ó diablo es ese,
que te ha puesto como un yeso?

Ped. Lucas, disimula: fuerte

lance! Luc. Pues qué ha sido?

Ped. Sabe, que me desafia en este
papel::- Luc. Cascaras. Ped. Aquel
espíritu, que rebelde

en la otra casa habitaba.

Luc. Qué dices? Jesus mil veces!

Ped. Que el duende es el que me espera.

Luc. Pues al diablo quién le mete

en andar buscando ruidos, teniendo los que se tiene?

Ped. El caso es que habemos de ir::Luc. A donde ? á andar á cachetes
con el demonio ? Ped. Si es hombre,
que este disfráz tomar quiere,
se ha de contar que anduvieron
infames dos Montañeses ?

Luc. Eso no, voto á Christo, aunque una legion me espere de dueñas magras, que son los estoques de la muerte. Pero, señor, por si acaso cosa del demonio fuese, no será bueno que vaya la Executoria patente, que no puede cosa mala llegar donde ella estuviere?

Ped. Dices bien, ven tomaremos las espadas, y broqueles: y porque no nos estorven, saldrémos mas facilmente por la puerta falsa. Luc. Ay honta Montañesa lo que puedes! pues muerto de miedo voy á que me casquen las liendres.

Ped. Leonor, á un negocio vamos de importancia, en tanto puedes prevenir para el ensayo de esta noche lo que sueles, que he de ver la serenata como sale. Luc. Que nos recen será mejor un Rosario, porque volvamos con dientes.

Ped. Y aun prevente tu tambien, que es bien que esta noche quedes casada, ya que á Don Lucas amas, estimas, y quieres. vanse. Enr. Qué oigo, Cielos! Leon. Ay de mil

que con mis armas me hieren. Melch. No será eso mientras yo tengo unos inconvenientes. Leon. Quales? Melch. Ellos lo dirán.

Leon. Misterios gastar pretendes?

Melch. Esto importa á la maraña:

y vé usted, pues de esta suerte,

como Dios quiera::- Leon. Qué necia!

Melho. Será lo que Dios quisiere. vase.

Juana. Maldita tu seas, amen,

y que majadera que eres.

Leon. Ay Enrique! Flor. Esto faltabe

Leon. Ya has oido de mi ruina la sentencia. Enr. No me fuerces á que un despecho execute.

Flor. Ah injusto! ah traidor aleve!

Leon. Ya estamos en la forzosa

de que el remedio se piense;

esta noche ven, que Juana

te abrirá, y en mi retrete

ocul-

oculto::- Flor. Qué escucho, penas! Leon. Estarás, y quando vieres, que mi padre solicita, que á Lucas la mano entregue, sal, y dí que eres mi esposo. Enr. Tu esclavo soy. Flor. Ya no puede

tolerarse tal injuria.

Leon. Y ahora, Don Enrique, vete;
y si puedes inquirir
lo que tan secretamente
á executar vá mi padre,
mas presto el que se remedie
nuestro pesar lograrémos.

Enr. Todo, mi bien, lo previene tu divino entendimiento: voy volando á obedecerte. vase

Leon. Juana? Juana. Señora?

Leon. A tu cargo

pongo el que á la noche entres en el quarto, á Don Enrique, de los barros. Juana. De viviente bucaro te le tendré curado al polvo, y si quieres, mojado con agua de ambar. vase.

Leon. Florela, qué te parece de mi mal? Flor. Que cierto ingenio dixo bien discretamente:

Cart. Enamorado de Siquis baxa Amor á los vergeles, que en las campañas del ayre fabrican, y desvanecen.

Leon. Y que enamorado venga
Don Enrique, á que se empleen
en mí sus adoraciones
con mi desgracia, qué tiene
que ver? Flor. Pues mejor concepto,
á mi patecer, es este.

Cart. Ojos eran fugitivos de un pardo escollo dos fuentes, humedeciendo pestañas de jazmines, y claveles.

Leon. O es manía de cantar la tuya continuamente, ó venga al caso, ó no venga, ó de mis penas crueles te burlas? Flor. Escucha, escucha, no has de lograr que conteste con tu gusto, y que del dano, que tu me haces, me consuele.

Leon. Canta hasta que mas no quieras, que si algun dia sintieres, puede ser que yo me ria de ver que tu te lamentes.

Flor. No faltaba á mi dolor mas de que ahora pretendieses descansar, con quien por ti pena, sufre, llora, y muere. Siente, pues que siento yo, y mientras buscar emprendes medios para el fin que anhelas, para impedirtelos piense imposibles mi dolor, ya que el destino inclemente quiere á costa de mis males ir fabricando tus bienes. Y pues esta noche aguardan para matarme dos veces, esta noche del acaso, que la fortuna ofreciere mas propicia, mi corage valído, haré que rebiente este bolcán, que oprimido arde en prisiones de nieve. vase. Salen D. Antonio, y Talaverón.

Ant. Diste el papel que te di á Cartapacio? Talav. Yo le hallé, como te he dicho, y logré encajarsele. Ant. Si en mí desafiar á un Letrado pareciere estraño hoy, esté alguno como estoy de su Dama enamorado, y empatele su fineza otro, sea el que se fuere, verá si aun con Baldo quiere deshacerse la cabeza.

Talav. Yo creo, que aquellos dos hombres que vienen alli, son tio, y sobrino. Ant Sí; retirate. Talav. Vive Dios, que siendo dos, oportuno será que yo no me vaya.

Ant. No temas que riesgo haya, que uno es nada, y dos es uno.

Va-

Vase Talaverón. Salen Don Lucas, y Don Pedro con armas, y con linterna. Ped. Anda, Lucas. Luc. Raro afan! Ped. No ves que el honor precisa? Luc. Que ni aun siquiera oir Misa pudiese en San Sebastian! Ped. Para qué? Luc. Para notorio sufragio. Ped. De quien, vergante? Luc. De quien puede en un instante ser Alma del Purgatorio. Ped. A eso tu temor te obliga? Luc. Pues la del otro está hablada, para que tenga su espada atencion con mi barriga? Ped. Un hombre está aqui. Luc. No mas? Ped. No es mas de uno. Luc. Suerte rara! Pues llega tu cara á cara, le daré yo por detrás. Ped. Contra nuestro honor, no ves que ese es un terrible error? Luc. Valgame Dios por honor, qué caramilloso que es! Ped. Estate tu oculto alli, que mientras que solo sea, no es bien que á los dos nos vea. Luc. Por Dios que no estoy en mí. Yo á conquistadores puedo heredar, Christo me ampare, pues lo que hoy conquistare lo quiero asar en un dedo. Ped. Caballero? Ant. Qué mandais? Luc. Virgen Sagrada, qué veo! Ped. Que sois vos quien busco creo. Ant. Yo soy. Ped. Pues á que esperais? Ant. Quando llegueis á saber el motivo de este duelo, á nada. Luc. Valgame el Cielol el duende es, o su muger, porque yo á este hombre le ví de mantilla: Ay tal historia! Saco luz, y Executoria, · pues todo lo traigo aqui. Sacan las espadas, y rinen. Ant. Valor teneis. Ped. He nacido

Caballero, y he manejado

libros, y armas. Ant. Qué alentado

es el viejo! Ped. Qué atrevido es el mozo! Caesele la espada à D. Antonio. Ant. Qué aguardais, (cruel estrella) pues me veis sin espada? Ped. A que la alceis. Ant. Como Caballero obrais: pero una vez recobrado. solo á defenderme aspiro. Ped. Pues vo de veras os tiro. Ant. Mirad que habeis tropezado. Ped. Matadme. Ant. Quien obra bien. cómo aconseja tan mal? Sale Don Lucas. Luc. Duendecillo tal por qual, tén ésa estocada, tén. Sale Lucas con la Executoria en el poeho, y dos luces en las manos. Ant. Qué es esto? Luc. Cruge los dientes. perro maldito, haz espantos, huye de los nombres santos de todos mis ascendientes. Ant. D. Pedro. Luc. Qué no te humillas? Ant. Vuestro furor me acometa. Luc. Santo Dios! que no respeta las Armas de los Chinchillas. Ped. Presto daré testimonio de que aquel error absuelvo. Luc. Señores, á decir vuelvo, que este es duende, ó es demonio. Sale Enr. Qué es esto, amigos? Luc. Esto es ser el diablo Andaluz, pues no respeta la cruz de un despacho Montañés. Enr. Vos, señor Don Pedro, y vos, Don Antonio, en este estado? motivo de gran cuidado es el que os mueve, por Dios. Y pues yendoos á buscar, el acaso me ha traido, vo he de saberle. Ped. Esto ha sido haber venido á parar Madama Florela::- Enr. Quién? Ped. Una Flamenca Española, á mi casa triste, y sola, huyendo cierto baybén de su fortuna en Amberes,

de donde mi amigo Octavio me la envió: y siendo agravio no amparar á las mugeres, en quien nace Caballero, en mi casa la ospedé, donde la vi, y la traté. Y no siendo yo el primero á quien una perfeccion haya en vista condenado, en revista, y sin traslado me ganó la inclinacion. Tanto su beldad promete. Luc. Oiga el diantre del borrico por donde mete el hocico, con que la cosca el vejete. Ped. Por esto ese Caballero hoy un papel me ha enviado, en que me ha desafiado. Ant. Ya os he contado primero, que allá en Amberes reñi por cierta Madamusela, que amé, pues ella es Florela. Enr. Pues ahora me toca á mí renir con los dos. Los 2. Por qué? Enr. Porque el sugeto soy yo, que en Amberes os citó, y que alli á Florela amé. Ant. Ya son mis dudas mayores. Luc. Otra pretende, y ama! Señores, es esta dama, ó concurso de acreedores? Ped. Pues Florela ha de ser mia. Ant. Yo he de merecer su amor. Enr. A mi cuenta está su honor. Luc. Virgen, y qué greguería! Ant. Pues si he de renir, ya el tiempo es muy importuno, y asi vamos uno á uno. Luc. Que uno á uno? arre allá. Como entendeis esa historia? Ant. Rinendo vos el primero. Luc. Pues quereis un abugero hacerme en la Executoria? primero me dexaré asaetear por un lado, por detrás, por el costado,

que por el pecho os la dé.

Ped. Embiste, no temas nada. Luc. Pues he de exponerme, tio, á que á un ascendiente mio le dén una cuchillada? Enr. Parad, tened los azeros, pues nada pierdo en tal trance, enmendar intento el lance, y advirtamos, Caballeros, que de una dama la fama este escandalo atropella; y pues ha de ser lo que ella dixere, elija la dama. Ped. Yo me doy á este partido. Ant. Con ese dictamen voy, Don Enrique, porque soy amante, y tan siempre he sido vuestro amigo, hallar quisiera modo que el caso enmendára, y que á Florela lográra, sin que yo á vos os perdiera; pues quando amais á Leonor::-Enr. Dexaos por mí gobernar, que á mí me viene á importar que consigais vuestro amor. Y pues esto está ajustado, senor Don Pedro, podeis iros. Ped. Ya reconoceis si bien, o mal he quedado. vase. Enr. Nunca vos quedasteis mal. Luc. Como? ya se han convenido? de mi Executoria hi sido milagro, por San Pasqual. Ellos ván quietos, y buenos; o papel! esto hay en ti? no te he de apartar de mi el dia que hubiere truenos. vanse. Ant. Don Enrique? Enr. Ahora sabreis si soy vuestro amigo en todo. Ant. De qué suerte? Enr. De este modo, venid, que allá lo vereis. Music. Vén, sagrado Hymenéo, vén, y vén muy aprisa, que tardar esta boda es mucha porquería: Ven, ven, por tu vida, á las nupcias del mas fuerte Hidalgo, que bebe, que ronca, que que pace en Castilla.

Con esta musica salen Cartapacio,

Juana, y Leonor, y ponen luces en un

bufete.

Leon. Está todo prevenido?

Cart. Por lo que toca á bebidas,
ya de soberte, y aloja
dexé entregada á Dominga
una garrafa. Leon. Y los dulces?

Cart. Son chochos, y peladillas, y he habido de tener un cuento en la Confitería.

Leon. Como? Cart. Como la cuchara, que llevé está muy lamida, y no había forma en empeño de darme mas que dos libras. Y asi el tio, y el sobrino habrán de hacer la barriga con las castañas pilongas, que como ayer fue vigilia, sobraron. Juana. Y te parece, que en la Montaña tendrian otros dulces de París?

Leon. Juana, anda vé, por tu vida, á ver si viene mi Enrique, verás como hago que sirva á otro intento este aparato.

Juana. No será mala bolina
la que habrá. Leon. Y Melchora?
Cart. Como hace una de las Ninfas,
que han de llamar á Hymenéo,
segun la Loa está escrita,
de Don Pedro mi señor,
se está vistiendo.

Sale Don Lucas, y Don pedro: Ped. Hija mia? Leon. Padre, y senor? Ped. Hoy se enlazan

los pesares y las dichas.

A casa desazonado
de un disgustillo venía,
y me han dado en el camino
la prodigiosa noticia,
de que el Título que compro
está ya en cabeza mia;
Vueseñoría lo sepa,
á los favores del Cielo,

desde hoy los criados riña:

á todas horas enfade
amigos, y conocidas,
pida favor á las once,
y suba al desván en silla.

Luc. Oye usted, y yo no tengo de tener mis piececillas de sobrino de Marqués?

Ped. En casando con mi hija, que entonces os cae el chorro de este honor por recta linea. Ah Cartapacio, el tintero.

Cart. Aqui está. Ped. Esta siguidilla dele á Juana, ó á Melchora, que al nuevo asunto vá escrita, de la Señoría nuestra, que la encagen por su vida en la dicha pastorela.

Luc. Habrá invencion mas maldita de fiesta, que esta que hacen, pudiendo llenar la tripa con lo que en ella se gasta, de pabos, y de gallinas?

Ped. Mis amigos vienen ya.
Salen un Letrado, y un Golilla.

Letrado. Para que la rebeldía no se me acuse, señor Don Pedro, de que á tan digna funcion vengo tarde, el gusto mi concurrencia anticipa.

Golilla. Cosa que habeis hecho vos, es fuerza ser peregrina.

Ped. Señores, muy bien venidos:
ah Cartapacio, trae sillas:
Leonor, sientate. Cart. Aqui están.
Al paño Juana, Don Enrique,
y Don Antonio.

Juana. Quedate aqui, y solo atisva, sin que te vean. Enr. Está bien.

Ant. A qué será esta traída?

Enr. Presto de dudas saldreis.

Juana. Señora, como pedias, aquel negocio está hecho, pero el diablo de la fria de la Flamenca los vió.

eso de estorvo. Cart. Señor,

la cera está ya 'encendida,
y como es poca, ya vés,
que es fuerza que se derrita.
Empezarán? Ped. Di que empiecen.
Luc. Yo en estas majaderias
me duermo luego: ah vergante,
tu apuntas? Car. De maravilla.
Luc. No te viera yo apuntado
de un tiro de artilleria?
Ped. Señores, callad que empiezan.

Golill y Letr. Quanto vá que pára en risa. Music. Vén, sagrado Himenéo, vén, y vén bien aprisa, que tardar á esta boda.

es mucha porquería.

Vén, que no es quien espera ningun hombre de ansina, sino una hembra que casa con un varon Chinchilla.

Canta Juana. Vén, que con Montañeses:
no se hacen groserias,
y, ní á Dios esperan
los de aquesta familia.
Melch. Su Señoria ordena,
que con tu antorcha asistas,

y basta que lo mande su señor Señoría.

Ped. Aquella postrera copla es la de nuevo anadida. Golilla. Es un pasmo. Todos. Es un prodigio. Ped. Que prosiga.

Music. Vén, vén por tu vida á las nupcias del mas fuerte Hidalgo

que bebe, que ronca, que pace en Casti-Canta Florela. (lla.

Flor. No solo á tanto asunto esta antorcha encendida asqua del Sol abrasa todo lo que ilumina; sino á descubir vengo, Don Pedro, los enigmas, que tu honor obscurecen, y tu fama marchitan.

Oculto hay en tu casa quien trocar solicita

de tus nobles idéas las generosas lineas. Y quien, del honor mio á destruir aspira la opinion generosa hoy por tí defendida; tu venganza, y mi enojo, su traicion, y mi ira, alumbre aquesta antorcha, y siguiendome digan: Repres. Traycion, traycion. Se entra. Leon. Ah villana! Ped. Qué es esto? todos me sigan. vase. Juana. Ay, que todo lo descubre! Golill. y Letrad. A Don Pedro es bien que asista. vanse. Luc. Qué embrolla de los demonios es esta, Melchora mia? Ahora es ocasion que se haga nuestra traza discurrida.

Melch. Pues verás que presto vengo cargada con la valija. vase. Leon. Cielos Santos, yo estoy muerta! Ped. Mueran los que asi amancillan

mi honor.

Salen Don Pedro, Don Enrique, y Don Antonio.

Enr. Don Pedro, tened, que siendo ya vuestra hija Doña Leónor mi muger, en mí vuestro honor habita. Ped. Cómo esposo de Leonor?

Luc. Señor, no te lo decía yo, que esta picara infame la habia de hacer?

Flor. Como viva

yo, siendo Enrique (Don Pedro) la causa de mis desdichas, no es facil que de otra sea.

Ant. Ni yo a otro hombre permita, que sea dichoso contigo.

Ped. Estoy yo acaso en las Indias, para que á Doña Florela de Guzmán, solo por hija de Don Andrés de Guzmán, no la eleve á Señoría.

Enr. Don Andrés de Guzmán?

ved que decis! Flor. Suerte esquiva! que ese fue mi padre. Ped. Pues esos papeles digan como gobernando Amberes, al tiempo que ya os tenia á vos, casó de secrecto con Madama Catalina de Orbesi, iluestre, y hermosa, y prenda de esta caricia fue Florela, á quien dexó declarada. Enr. Hermana mia, cómo avarienta hasta aqui me ha negado esta noticia mi suerte? Flor. No en vano yo tanto, Enrique, te queria. Ant. Ahora sin este embarazo, que mi rendimiento admita espero. Enr. Tuya es Florela. Flor. Premiar es deuda precisa vuestra constancia. Ped. Tened, que hoy ::-Juan. Tanta gritería hay, que á quien hoy se casa la aturde, y la martiriza.

Sale Melchora con un bulto debaxo del brazo.

Ped. Melchora, qué es esto? Melch. Ay padre! no vé aquesta bolsa en cinta? pues prendas son de Don Lucas quantas traigo aqui metidas. Ped. Solo faltaba esta afrenta á mi casa, y mi familia. Qué dices, perra? Luc. Que ya

que ha perdido Leonorilla

la fortuna de mi mano por sus muchas picardías, con Melchora me recaso, que mi conciencia me aguizga, pues dice bien, pues mias son esas prendas que publica ese bulto. Ped. Como, infame? Melch. Como es esta su ropilla,

su manteo, su sotana, sus calcetas, sus camisas: miren si son esas prendas suyas, ó de la vecina. Saca lo que dice.

Ped. Si estás contenta, Leonor. yo no violento á mis hijas: dá la mano á Don Enrique, y dasela tu, Luquillas, á Melchora. Luc. Vén acá. . daca la mano, borrica. Melch. Toma, animal. Cart. Cada oveja con su pareja, Juanilla. Juana. Pues toma esos cinco dedos. Enr. Hermosa Leonor, mi vida es tuya. Leon. Felice soy.

Ant. Ya son todas mis fatigas venturosas con tal suerte. Flor. Tus finezas me conquistan. Ped. Y yo que quedo toltero, no sé, señores, si diga, que quedo mejor.

Todos. Y aqui una obediencia rendida, dá fin al Domine Lucas, reconociendose indigna de aplauso, ni admiracion. se contenta con la risa.

## FIN.

Se hallará en la Libreria de Quiroga, calle de la Concepcion Gero: nima, junto á la de Barrio Nuevo; y asimismo un gran surtido de Comedias antiguas, Tragedias, y Comedias modernas, Autos, Saynetes, Entremeses, y Tonadillas.